## COMEDIA FAMOSA.

# FEDERICO SEGUNDO EN EL CAMPO DE TORGAU.

SEGUNDA PARTE.

### DE DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Federico Segundo, Rev de Prusia.

El Conde Daun, General Austriaco.

Alexandro Zietner, Capitan Prusiano.

Rotuski, Capitan Saxon.

Casimira Rotuski.

El Baron de Warcots, Silesiano.

Quintus, Coronel.

Ziethen, General Prusiano.

\*\*\* Alexa, Criada de Casimira.

\*\*\* Vulsen.

\*\*\* El Mayor Vallis.

\*\* El Ayudante Anhalt.

\*\*\* Un Cirujano. Un Granadero.

\*\*\* Un Cabo. Un Soldado.

\*\*\* Soldados Prusianos y Austríacos.

\*\*\* Acompañamiento.

## 

#### JORNADA PRIMERA.

La escena es en el Campo de Torgau.

El teatro representa un acampamento: en medio estará la tienda Real abierta, en la qual se verá Federido sentado pensativo y triste, á los lados de
ella habrá dos Centinelas. Sale el Ayudante de Campo Anhalt de la tienda,

Anh. L Rey manda que á ninguno dexeis entrar en su tienda

hasta que avise: Cent. Está bien. Ahora voy á disponer,

que los Generales vengan

á veros, segun mandasteis. Vase. Anh. Ya la órden dada queda. Al Rey. Sale Quintus.

Quint. Quiero ver si el Rey se encuentra en su tienda: en ella está. Qué novedad le enagena

de sí? qué pesar tendrá, que tanta inquietud demuestra? Voy à ver si me lo dice, por tener parte en sus penas. Cent. Dónde vais? Quint. A ver al Rey. Cent. No podeis entrar.

Quint. Lo ordena

el Rey? Cent. Sí, Quintus.

Quint. Que nunca
yo escarmiente! Aunque profesa
mi pecho un amor al Rey
entrañable, hago promesa
de no volverle á buscar

sin que me llame. Se levanta el Rey, y sale de su tienda.

Fed. Es de veras,
Quintus? Quint. Señor, no lo sé;
lo que sé es, que mi fineza
no puede sufrir desayres

vuestros. Fed. Por todo te inquietas. Quint. Si os veo inquieto á vos,

qué he de hacer?

Fed.

Federico Segundo en el Campo de Torgau.

Fed. Mi suerte adversa te parece que me puede tener tranquilo? Contempla el número de enemigos que me rodea, mis fuerzas debilitadas, mis medios apurados, la Silesia invadida por los. Rusos, la Saxonia casi vuelta á recuperar, Berlin saqueado, mis fortalezas rendidas, mis Generales muertos, y en fin la miseria, la mortandad que han sufrido mis tropas::- adónde me lleva mi dolor? recuperémos, Federico, el teson, y nadie entienda que tu corazon se rinde

Mirando á los Soldados. al pesar. Y bien, qué piensas de tanto enemigo como en esta ocasion me cerca,

Quintus?

Quint. Que en caso que os venzan, no será ignominioso para vos. Fed. De ese manera tampoco será para ellos glorioso. Quint. Segun sus fuerzas de ningun modo. Doscientos mil guerreros ellos cuentan, y vos cincuenta mil solo. Fed. Pero no se manifiesta al Soldado. Quint. Discurris que lo ignora? Fed. Aunque así sea, el xefe debe inspirarle siempre confianza. La adversa situacion de mis Soldados te parece no penetra mi corazon? Traspasado le tengo al ver que me fuerza mi destino á conducirlos mañana á morir: mas de esta fatalidad vés que yo les dé parte? no, que fuera desalentarlos. No hay cosa que á las tropas desfallezca mas, que la desconfianza de la victoria. Quint. Aquí llegan Anhalt y los Generales.

Fed. Haz que saquen de mi tienda asientos, y que á cien pasos se coloquen centinelas, para que lo que tratemos ninguno percibir pueda.

Entra en la tienda, y despues sale. Quint. Quándo, señor, tendré el gusto de veros libre de penas? Vase. Salen el Capitan Anhalt, el Baron de

Warcots, y los Generales Ziethen

y Vulsen.

Ziet. Qué nos ordenais, señor?

Fed. Llegad, y dexad que vengan
con los asientos, y entónces
lo sabreis. Ziethen, qué pena
se impone á aquel prisionero,
que tanto mal en mi ausencia
habló de mí? Ziet. La de muerte;
y aquí traigo la sentencia,
para que si la aprobais
la rubriqueis. Fed. A ver, venga;
está arreglada. Mas, dime,
tiene para su defensa
cien mil hombres este hombre?

Ziet. No señor, que es un trompeta del contrario. Fed. Pues si no, yo le perdono mi ofensa, que con armas inferiores jamas mido yo mis fuerzas.

Ziet. Advertid ::-

Sale Quintus. Señor, ya están las centinelas dispuestas.

Fed. Pues, amigos, ocupemos los asientos. Sientanse.

Warc. Las ideas ap. del Rey con esto sabré, y podré prevenir de ellas á Daun. Fed. No discurrais que os convoco á mi presencia: para pediros censejo en la situacion estrecha en que me veo: no, amigos, no os convoco con idea semejante: os llamo solo para deciros que sepa vuestro valor, que mañana apénas la aurora bella conduzca al dia, he resuelto vencer ó morir. La guerra

os fastidia y me fastidia: concluyamos sus violencias de una vez, y de una vez perezcamos ó perezcan. Daun sé que está ocupando una posicion muy buena; pero que tiene el desecto de unos cerros que le cierran: por lo qual si yo le bato es fuerza caiga en el Eiba, y que en sus ondas sus tropas funestamente perezcan. Si somos batidos, todos morirémos en la empresa, y yo el primero. En se de esto, si alguno hay que titubea en sacrificar su sangre por su Rey, no se detenga en decirlo, que al momento yo le daré su licencia sin reprehension. Hay alguno entre vosotros que tema?

Callais? Quintus, esto no habla contigo: quién titubea?

Ziet. Un cobarde solamente, señor, titubear pudiera.

Todos estamos dispuestos á derramar en defensa vuestra nuestra sangre. Todos darémos mañana pruebas de que somos verdaderos Prusianos, y que reyna un estímulo en nosotros, que hará temblar las Potencias que pretenden abatir vuestras brillantes banderas.

Vuls. Y yo, señor, por mi parte reitero igual oferta.

Warc. Y yo tambien, que aunque vi la primer luz en Silesia, os juré fidelidad, y voluntario en la guerra os sirvo. Miento, que es solo ap. con ideas muy diversas.

Fed. Tú, Quintus, qué es lo que dices?

Quint. Nada; ni yo sé de ofertas, sino derramar mi sangre por vos quando el caso llega. Fed. Veo que aquí no hay ninguno, que inflamado no se sienta de gloria: en este supuesto mandaré lo que convenga sobre el órden de batalla. Apénas se haga la seña marcharan en tres columnas mis tropas, cuya derecha mandará Ziethen: tú, Vulsen, te harás cargo de la izquierda, yo del centro. Y entre tanto que derroto en sus trincheras á Daun, Ziethen irá hácia Torgau, con la idea de cortar su retirada; y con las tropas ligeras: Quintus se apoderará de las colinas que median entre Neiden y Siplitz. El resto del órden queda al arbitrio de los xefes, cuya militar prudencia espero que obre mañana segun lo exijan las fuerzas de Daun, y es necesario á su derrota completa. Y para que enteramente procedamos con cautela, á media noche el bagage volverá á pasar el Elba, y el campo se mudará encima de las praderas en que está Daun, á fin de batirle por sorpresa; y para que esta mudanza el contrario no comprehenda, á mi exército daréis una órden muy estrecha, para que al primer redoble que se loiga de la retreta, los hogares y las luces se apaguen, con la advertencia, de que todo el que faltare á esta órden tiene pena de la vida. Tú, Warcots, con una escolta pequeña observarás esta noche al enemigo. Y pues queda por mí todo prevenido, á

Federico Segundo en el Campo de Torgau. á Dios. Vamos á mi tienda, Quintus. Ah! mirad que yo, miéntras dure la refriega de mañana observaré si alguien falta á su promesa, y aquel que se deshonrare no se ponga á mi presencia. Vase con Quintus á su tienda. Ziet. Vamos á prevenir, Vulsen, todo quanto el Rey ordena. Vos, Anhalt, sobre la luz, haréis ver la providencia que ha prescrito. Vos, Warcots, entre las tropas ligeras eligiréis los soldados que querais para la empresa. Amigos, por Federico vencer ó morir es fuerza. Warc. Yendo avanzado esta noche, buscaré una estratagema para ver al mayor Vallis, con quien mantengo secreta amistad, sobre el intento de arrebatar por sorpresa al Rey, y entregarle preso al Imperio. De cautela y de valor es preciso armarme, porque mi idea se verifique. La noche, la situacion y la oferta que me han hecho, me arrebatan á tan arriesgada empresa. Fortuna, no me abandones quando á protegerme empiezas, que si consigo mi intento, ademas de las riquezas ofrecidas, lograré llenarme de fama eterna; pues quitaré de Alemania el azote de una guerra, que ha escandalizado á Europa

con sus continuas violencias. Galería de una quinta. Salen Madama Casimira Rotuski y Alexa. Alexa. Pero es posible, señora, que entre el horror de la guerra hayas venido á tu quinta á ver á tu hermano? Casim. Alexa, aunque desde Zinna vine

à verle, fué con la idea de ver tambien á un Prusiano Oficial, que mis potencias me robó quando su Rey entró con todas sus fuerzas en Saxonia, é hizo en Pirna nuestras tropas prisioneras, y se las llevó consigo, como si auxîliares fueran. Le vi en un paseo, y tanto me enamoró su modestia, que de mi aficion los ojos en breve le diéron señas: en in, nos enamoramos con la pasion mas violenta. Alexa. Ya estoy de todo enterada, pero quándo aquí lo esperas? Casim. Al ponerse el Sol me avisa que vendrá por esta esquela, que en contestacion de otra que le envió mi fineza me ha escrito. Alexa. Pero y tu hermano qué dirá si aquí le encuentra? Casim. Al tiempo de irse me dixo, que no puede dar la vuelta hasta mañana, con que es excusado que temas. Alexa. Con todo, si se describre, tu reputacion arriesgas. Casim. Eso fuera bueno quando mi llama no fuese honesta. Alexa. Piensas casarte con él? Casim. De otro modo le quisiera mi cariño? Alexa. Pues en Dresde, en concluyendo la guerra, no tienes capitulado casarte? Casim. Así lo desea mi hermano; pero mi alma de ningun modo lo aprueba. y ven á ver::- mas qué miro! es ilusion de la idea

Alexa. Sin embargo, tú debias::-Casim. Dexa inútiles quimeras, lo que veo! mírale, mírale, que aqui se acerca. Alexandro?

Sale el Capitan Alexandro Zietner. Alex. Casimira? Casim. Cómo estás?

Alex.

Alexa. Cómo te encuentras?

Alexa. El placer de haberse visto dexó sus almas suspensas.

Casim. Por qué no llegas?

Alex. Tu vista

me ha embargado las potencias. Casim. Y á mí me ha dexado inmóvil

lo amable de tu presencia.

Alex Pero es posible, mi bien, que para verme vinieras á tu quinta, con pretexto de tu hermano? no pudiera tu cariño haberme escrito (supuesto que está tan cerca) que yo fuera á Zinna á verte?

Casim. El pecho que ama de veras no repara inconvenientes.
Pero has pedido licencia para venir? mira no hagas falta por mí. Alex. No lo temas; ademas que está la quinta tan inmediata á las tiendas, que qualquiera novedad que aconteciese, era fuerza que desde aquí se escuchase. Válgame Dios, en tu ausencia

Casim. No sé que ganarme puedas en esa parte: privada de tu agradable presencia, era tanta la amargura de mi dolor, que diversas veces de mi misma vida me cansaba; y quando á fuerza de mis quebrantos la muerte me acarreaba, la idea me traia á la memoria, que yo no era dueña de ella, sino tú, y que conservarla para ti debia tierna.

Peroquién viene? Alexa Tu hermano.

Peroquién viene? Alexa. Tu hermano.

Casim. Qué dices?

Alexa. Que ya aquí entra. Casim. Qué hemos de hacer?

Alex. Declararnos.

Casim. Ay, que no sabes su idea!
Sale el Capitan Rotuski como cansado.
Rot. Adónde están tus criados?

el factor donde se encuentra?

Pero, Ziethner, qué buscais en mi quarto? Alex. Con franqueza os lo diré. Vuestra hermana, cuya singular belleza::-

Rot. Ya os entiendo. Vil hermana, cómo tienes la demencia de admitir á un Oficial en la quinta? si no fuera porque el cariño lo impide, castigara tu insolencia mi honradez. Extraño mucho, Capitan Ziethner, que quepa en vuestro pecho la accion de solicitar modestias, á quien debe respetar el honor; y quando os diera vuestro mismo arrojo alas para emprenderlo, debierais moderaros, contemplando, que es mi hermana la belleza que solicitais, y que antes que nadie se atreva á profanar su decoro, sabrá el furor que me ciega reprimir con el acero vuestras indignas licencias.

Alex. Es muy impropio que digas razones tan descompuestas contra mí y contra una hermana, que es dechado de modestia. Pero sin embargo de esto, que estás ofendido piensas, véngate en mí, desde luego envayna tu espada fiera

en mi pecho. Rot. A no mirar::-Va á embestir á Alexandro, y Casimira le detiene.

Casim. Ay, hermano! no le hieras. Rot. Suéltame.

Casim. Hermano querido, deten, por Dios, tu violencia, y el corazon de tu hermana en su corazon respeta.

Rot. Ah muger libre! Alex. No lo es, que si me ama es con la idea de que una nuestro amor, luego que acabe la guerra, un casto nudo. Rot. Qué dices? ah hermana vil! ah perversa!

Primero que lo consigas, serás víctima funesta de mi rabia. Alex. Y por qué causa? Rotuski, el furor modera, y advierte que to familia nada en este lance arriesga. Si eres noble, es bien notoria en Brandemburg mi nobleza; si eres rico, me ha colmado la fortuna de riquezas; si al Rey sirves, sirvo al Rey; baxo de esta inteligencia, al número de tus deudos añade uno que desea, por medio de Casimira, vivir baxo tu obediencia. Rot. Casimira está casada, con que así muda de idea. Casim. Yo casada? Rot. Calla, iniqua, y en salir quanto ántes piensa de la quinta, con motivo de que el Rey mañana intenta batir á Dann. Y así vuélvete à Zinna, perversa, llevándote las alhajas que en aquel quarto se encuentran, para evitar, si á esta quinta los dos exércitos llegan, que sean de los soldados entre la confusion presas. Y á vos, pues sobre mi hermana os he dado la respuesta, idos de mi quinta; mas yo os sacaré fuera de ella, con la advertencia, de que si otra vez poneis las huellas en donde se halle mi hermana, moriréis á mi violencia. Seguidme. Alex. Que está casada! Ay de mí! Qué fatal nueva! voy á decirla::- sus ojos hasta el alma me penetran. Rot. Seguidme pues. Alex. Si te sigo no pienses que es por vileza, sino que con tu noticia has desarmado mi diestra. Casim. Ay, amiga, que Alexandro el alma tras sí me lleva! O si pudiera seguirle

en alas de mi fineza! Qué haria para decirle, que no falte á la promesa que le hice que soy suya, que le idolatro de veras? y que primero que admita de mi hermano la propuesta, verá el órden de los tiempos trocado::- verá que lleva frutos opimos de Baco la agradable primavera; verá que el árido estío cubre de nieve las selvas; verá el otoño abundante de amapolas y azucenas; y en fin verá el cano invierno á Ceres rendir cosechas. Ay de mí! que empleo el tiempo en inútiles querellas, y me olvido de los riesgos repetidos que me cercan. Amiga, has visto alguna alma mas combatida de penas que la mia? yo pensaba con la vista lisonjera de mi amante compensar los pesares de la ausencia, y me engané. Mi destino, que de insultarme no dexa, hizo que mi amor mi hermano descubriese, y si no fuera mas que eso, hizo dudar á mi bien de mi fineza. O acerbo dolor! ó mal, que en afligirme te empeñas! déxame respirar: cómo es dable que hacerlo pueda con tantos riesgos? Ay Dios! que el pecho palpita y tiembla, con otros que los demas me apartaban de la idea. Mañana, mañana (ay triste!) mi amante y mi hermano arriesgan la vida; y el corazon con aldavadas funestas la muerte de uno ú otro me anuncia. Buen Dios! con estas memorias un mortal yelo se introduce por mis venas,

y el aliento va perdiendo sin saber cómo sus fuerzas. Qué debilidad! Hermano, mi mal á aumentar no vuelvas, compadéceme, y á Dios. Sale Rotuski con dos criados que sacan luz, y Casimira va hácia él. Rot. Vuelve en ti. Antes que amanezca has de marchar. Todo quanto A los Criados.

se halla dentro de esa pieza os llevaréis. Tú de tu ama procura cuidar, Alexa. Y puesto que ya la noche ha tendido sus tinieblas, á Dios. Mira, Casimira, que si tu arrojo no enmiendas, el Colegio mas estrecho sepultará tu terneza. Vase. Casim. Sostenme, amiga, y mis males

compadece. Sombras fieras, imágenes del pesar, que en mi corazon se hospeda, acompañadme, seguidme, sedme fieles compañeras; el nuevo dia empañad, obscureced su luz tersa, para que en la negra noche de mi amargura funesta todo sea horror y pasmo, todo terror y tristeza, hasta que mis males mismos pongan fin á mi exîstencia. Vanse. Tienda del General Daun, con entrada por el foro: salen Daun y al-

gunos Generales, y un soldado

con luz; al entrar Daun se

oye tocar llamada. Daun. Señores, vuelvo á deciros, que estén esta noche alerta las avanzadas. La astuta inaccion que manifiesta el Rey, me hace sospechar que sorprehendernos intenta en nuestro campo. Su genio cauto, su activa destreza debe tenernos armados continuamente. Las fuerzas superiores, la ventaja

del sitio, su decadencia, no deben dar al descuido fomento. Quantas empresas han coronado de gloria su augusto nombre en la guerra, han sido siempre apoyadas del descuido ó la cautela. Su carácter ambicioso no limita sus grandezas á empresas fáciles, busca imposibles con que pueda acreditar que los triuntos que logra siempre superan á su poder. Desde jóven, en su militar escuela, con escarmientos atroces, aprendi con la experiencia esta máxîma: y deseara que presente la tuviera toda la Oficialidad de mi exército. A Silesia invadió este gran talento, quando la clase de guerra que él hace estaba ignorada en Europa; pero al verla, al paso que la admiraba, enviaba á estudiar sus reglas, con que de sus precauciones saquemos la consequencia, de que desea su arrojo sorprehender nuestras trincheras.

Sale el Mayor Vallis apresurado. Vallis, Mi General?

Daun. Qué se ofrece?

Vallis. Vengo á enteraros de cierta novedad muy importante.

Daun. Dila. Vallis. Quisiera que fuera á solas. Daun. Idos, y á nadie dexeis entrar en mi tienda.

Vanse los Oficiales. Quál es? dila. Vallis. Ya sabeis, que á mí el Imperio la empresa me encargó de arrebatar al Rey de entre sus guerreras esquadras, quando infractor del bien público la Dieta le declaró, con la mira de encerrarle en las estrechas posesiones de sus padres,

por evitar que sus guerras no acaben con Alemania, y aun con toda Europa entera.

Daun. Ya lo sé, para lo qual se me mandó que te diera los auxílios necesarios; y á dártelos mi obediencia está pronta. Vallis. Pues, señor, ya se consiguió la idea.

Daun. Cómo? Está ya Federico en mi campo? dilo apriesa, para hacerle los honores debidos á su grandeza. Que á un Rey como Federico ap.

la iniquidad se le atreva! Vallis. Aun no está en el campo; pero

Aquel Baron Silesiano con quien yo correspondencia tenia sobre el asunto, sugerido de la oferta de cien mil escudos de oro, proporcionará la empresa esta madrugada, como vos apoyeis sus ideas con el exército. Pero para que os entereis de ellas mas exâctamente voy á hacer que al momento venga.

Daun. Dónde está pues?
Vallis. Esperando
en la entrada de la tienda.
Daun. Cómo vino?

Vallis. Habiendo sido
con varias tropas ligeras
avanzado, con pretexto
de reconocer las nuestras,
fué al sitio en donde otras noches
tratamos esta materia;
y al oir yo las noticias
que tenia, y lo propensas
que eran para contribuir
al logro de nuestra empresa,
le hice venir hasta aquí,
á fin de que os las dixera.

Daun. Pero á su vista supongo

que habrá tropa de reserva? Vallis. Es hombre de quien se puede tener confianza entera. Daun. Pues yo no tengo ninguna de él; que un hombre que se emplea en vender á su Señor por una vil recompensa, me venderá á mí, si acaso ocasion se le presenta.

Vallis. Ved que es afecto á Alemania.

Daun. Muy poco lo manifiesta,
quando le mueve á servirla
una detestable oferta.

Vallis. Parece que del Imperio desaprobais las ideas?

Daun. Que entre ese hombre. No sé cómo sufro tal vileza!

Vallis. Llegad, Warcots, y á Daun decid quanto se os ofrezca.

Sale Warc. Señor, como sabe Vallis, lastimado de la guerra con que Federico aflige á Alemania, hice la oferta de entregarle prisionero siempre que mi ardid protejan vuestras tropas, y á este efecto vengo á haceros la propuesta. Pero para que de acuerdo caminemos en la empresa, sabed que al rayar el dia, en vuestras mismas trincheras, viene á atacaros el Rey; y para que no se entienda la mudanza que esta noche en su campo hacer intenta, ha mandado que despues del toque de la retreta ninguno pueda tener luz encendida en su tienda. El objeto del ataque es tomar las eminencias de Siplitz y de Torgau: despues con el ala izquierda cortaros la retirada, á fin de que el centro pueda precipitar vuestras tropas entre las ondas del Elba. Este plan de operaciones, esta sorpresa que intenta Federico contra vuestro campo, dará á mi idea sumplimiento, à vos aplauso,

tranquilidad á la tierra, siempre que me dispenseis el favor que se requiera, y recompense el Imperio mis servicios con su oferta. Daun. Está muy bien; pero dime, para que Daun te crea, qué seguridad le das? Warc. Tan solo la de la prueba. Daun. No basta esa. Warc. Pues mandad, señor, que conmigo venga Vallis, que yo le pondre donde cerciorarse pueda de quanto he dicho. Daun. Ve, Vallis, y de sus resultas cuenta, que á ti te hago responsable. Vallis. De todo con mi cabeza responderé. Warc. Yo lo mismo. Daun. Baxo de esta inteligencia id con Dios, y tú de todo me vendrás á dar respuesta. Warc. Una gracia ántes de irme espero que me conceda vuestra gratitud. Daun. Quál es? Warc. Que jamas mi inteligencia se descubra, por no ser el blanco de la vileza. Daun. Nadie lo sabrá, con tal que vos cumplais con la oferta. Warc. Vos lo veréis. De esta vez dexo mi fortuna hecha. Daun. Que haya hombre que al interes sacrifique su nobleza! O interes! infame precio del mortal que se debiera respetar, aun por los mismos que su desgracia desean; de quántas iniquidades has sido móvil! O guerra! instrumento en que el ardid se autoriza y la violencia, para derramar la sangre humana, asolar la tierra, y oprimir poderes, quántos medios no adoptas! Sintiera que tan heroyco rival fuese de la infamia presa;

porque aunque con él peleo, venero sus nobles prendas. Pero esto es fuerza callarlo, y que ninguno lo entienda, porque el Imperio no culpe mi urbanidad de infidencia; y así es preciso seguir en este caso la idea de Vallis, y las noticias de Warcots ver si comprueban, para disponer mi campo ántes que la aurora venga. De qué sirve, Federico, que recates tus ideas, si traes contigo un malvado, que à Daun las manifiesta? Acampamento de Federico: en medio estará la entrada de su tienda con Centinelas: á sus lados habrá dos hogueras, junto á una estará un rancho de Soldados cenando, y al rededor de la otra un peloton de ellos calentándose: á los bastidores habrá tiendas abiertas, y en todas, ménos en la primera de la izquierda, habrá luz. Noche: y salen Federico, Quintus, Ziethen y Vulsen.

Fed. Una vez que enteramente las órdenes dadas quedan al exército, volvamos á entrar de nuevo en mi tienda á tratar sobre el ataque las circunstancias que restan.

Vuls. Sois, señor, infatigable. Fed. Así cumplo con la deuda de Soberano: qué es esto, camaradas, qué se cena? Sold. Unas legumbres, scnor, que no da mas la materia de si. Fed. Pues huelen muy bien.

Sold. Si vuestra Magestad de ellas gusta::- Fed. Miseros mortales, ap. Las prueba y se enternece.

por sostener la obediencia de los Reyes, qué trabajos no tolerais! qué miserias no sufris! A Dios amigos. Vamos.

Federico Segundo en el Campo de Torgau. Saca la caxa, y toma un polvo. le supero; y esta idea Sold. Senor, ya que vuestra me da muchas esperanzas Magestad tanto nos honra, de la victoria. Quint. La mesa, no extranará que me atreva Sacan dos luces á la puerta de la á suplicarle un favor. tienda, y se sientan. Fed. Qual es pues? Fed. Sentaos. Me han dicho Sold. Que me conceda la gracia de darme un polvo. que Quintus tiene la idea Fed. Tómale en hora buena. de casarse, y lo he sentido, porque yo la boda hecha Le da la caxa. le tengo en Berlin. Sold. Ahí, gran señor, la caxa Quint. Con quién, teneis. Fed. Quédate con ella, gran señor? Fed. Con una Hebrea. que es muy chica para dos. Quint. Una Hebrea! Sold. Senor, your Fed. A Dios. Sold. Si tuviera mil vidas, mil perderia de Federico en defensa. Quint. Si señor. Vuls. Cómo os aman los Soldados! Fed. Me aman y me respetan, Vulsen, porque sé con ellos dirigirme. Qué está fresca el favor que me dispensa la noche? vuestra Magestad::-

Se arrima á los Granaderos que se calientan.

Gran. Un poco, señor. Fed. Calentarse, que aprovecha. Saca el relox, Caporal, que quiero ver en tu muestra qué hora es, porque la mia señala las siete y media.

Gran. Pues la mia ninguna hora señala; pero me acuerda á cada instante, que debo morir por vos en la guerra.

Fed. Cómo? Gran. Como es una bala del fusil. La saca.

Fed. Para que veas á la hora que has de morir por mí, Caporal, toma esta. Le da su relox.

Gran. Os burlais, señor? Fed. A Dios. Quintus, haz sacar la cena.

Quint. Voy a serviros. Fed. Parece que vas con mucha viveza.

Quint. Es que ya es tarde, señor, y tocarán la retreta.

Fed. No me acordaba. El contrario me es muy superior en fuerzas, pero en Generales yo

Fed. Tomad, Ziethen. Le alarga el plato. Cómo es esto? la desprecias? Fed. Toma tú, Vulsen: Le da el plato.

tan solo ahora Quintus resta, voly a servirte. Quint. Señor,

Dentro redoble para la retreta.

Fed: Qué es esto?

Ziet. Que ya rompe la retreta. Fed. A obedecer su misma órden Federico así comienza.

El Rey apaga las luces de su mesa, y sale Anhalt y manda á todos hacer lo mismo, y se retiran los Soldados apagando las hogueras.

Quint. Qué es lo que haceis? aguardad que se levante la mesa.

Fed. Con el exemplo los Reyes han de hacer que se obedezcan. En la milicia ninguno sabe lo que un Xefe arriesga si descuida el cumplimiento de sus órdenes: las penas que sobre esto impongo siempre, annque el corazon lo sienta, hago executar, á fin de que el rigor de la pena evite que por la falta de uno los demas se pierdan. Para verificar luego la premeditada empresa, de mudar de posicion, ir á registrar es fuerza

la

la parte de acampamento, que á cada uno le competa, por ver si alguno quebranta la órden que dada queda. Ven conmigo, Anhalt. Tú, Quintus, ronda las tropas ligeras, y despues de lo que viereis me enteraréis con presteza. Vanse.

Sale Alexandro Zietner. Alex. Con qué trabajo (ay de mí!) he llegado hasta las tiendas! Aquella voz, ó aquel rayo que de Rutuski la lengua exhaló, quando me dixo que Casimira se encuentra casada ya, confundió mi corazon de manera, que despues que de la quinta sali, estuve en una peña sin sentido un corto rato oprimido de la pena. Ah ingrata! Pero qué mudo silencio en el campo reyna? esta novedad, retrato puntual de mi tristeza, la noticia de Rotuski ratifica::- manifiesta claramente que á Daun Federico atacar piensa al amanecer. Discurro que á este lado está mi tienda. Con efecto. Y á qué fin he de entrar (ay triste!) en ella? A descansar? No por cierto: á llorar, á exhalar quejas contra una aleve que quiso abusar de mi terneza. Pero no será mejor, ya que he jurado no verla mas, por medio de un papel quejarme de su vileza? Mejor será, y de este modo tranquilizaré mi pena. Voy á escribirla: mas nadie tiene luces en su tienda; pero no importa, en la mia entro al mométo á encederla. Entrase. Salen Rotuski y el Granadero. Gran. Señor Capitan, entrad

con la mayor diligencia por las armas, que teneis que mudar al que se encuentra en la gran guardia, respecto de que una fiebre violenta le ha indispuesto. Rot. Voy allá: vil hermana! tus demencias por poco me hacen faltar á mi obligacion primera. Se entran. Sava Alexandro Zietner una luz, la pone en una mesita que habrá á la entrada de su tienda, y se pone á escribir.

Alex. Ya encendí luz. Ahora voy á desfogar mis querellas. Salen por el lado opuesto Federico y Anhalt.

Fed. Con qué exâctitud mi orden en todo el campo se observa! dichoso el Rey que el vasallo le obedece con fe ciega, pues no tiene::- Mas qué miro! No hay luz en aquella tienda? Anh. Si señor. Fed. Quién es el vil, que mis órdenes desprecia?

Anh. Lo veré. Señor, es Zietner. Fed.Y qué hace? Anh. Segun se observa escribe. Fed. Ay tal osadía!

Pero lleguemos. Alex. Quién entra? Fed. Yo. Alex. Vos á verme, señor, ved que de tanta fineza no soy digno.

Fed. Qué es lo que haces? Así lo que el Rey ordena cumples?

Alex. Señor, yo en qué falto? Qué órden (ay de míl) en mi ausencia habrá dado el Rey? Qué haré? qué le diré en tanta pena?

Fed. Tu confusion tu delito claramente manifiesta: qué escribias? Alex. Una carta.

Fed. Si acaso era á tu manceba, añádele::- Alex. Señor, ved::-Fed. Siéntate.

Alex. Qué angustia fiera! Fed. Anádele::- A Dios.

Alex. A Dios. Escribe. Fed. Que apénas la aurora venga

2 Federico Segundo en el Campo de Torgau.

me pasarán por las armas.

Alex. Senor::-

Suelta la pluma, y se echa á los pies del Rey.

Fed. Ya dí la sentencia. Vase.

Alex. Triste de mí! dónde estoy?

Qué terror mi pecho yela!

qué delito he cometido,

que a muerte el Rey me condena!

En qué he faltado? He faltado

á la órden (suerte adversa!)

por una ingrata muger,

por una falsa sirena.

Una leve falta (ay Dios!)

qué de males me acarrea!

En circunstancias tan tristes,

en situacion tan funesta,

qué resolveré?

Sale Anhalt con Granaderos.

Anh. De orden

del Rey la espada me entrega.

Alex. Tómala: mas por qué causa
el Rey mi muerte decreta?

Anh. Por esta: contra su órden teniais en vuestra tienda esta luz. Apaga la luz.

Alex. Qué es lo que dices?

Arn. Que excusarlo vos debierais, supuesto que el Rey mandó, que ninguno la tuviera.

Alex. Pero yo::- Anh. Venid conmigo. Alex. Vamos, supuesto que es fuerza obedecer; pero, Anhalt, compadeced mi inocencia.

#### JORNADA SEGUNDA.

Sitio remoto con grutas, en las que se verán escondidos con mucho recato el Mayor Vallis y algunos Austríacos; sigue noche. Sale Warcots.

Ware. No obstante la densa niebla, que impide ver los objetos, he dado con el lugar remoto en que está encubierto Vallis con los Austríacos destinados al proyecto de prender á Federico;

para lo qual, segun creo, ha de sernos favorable el extraño movimiento que ha hecho tomar á sus tropas, de lo que enterarle quiero. Vallis? Vallis? Vallis. De la voz de Warcots este es el eco. Es Warcots? Warc. El mismo soy.

Vallis. Has sabido hacia qué puesto acampa el Rey? Warc. En el mismo que ayer mandó: á cuyo efecto ha ordenado que sus tropas se pongan en movimiento, para que con disimulo se dirijan hácia el cerro, que domina las praderas en que está el acampamento de Daun; y así confia que luego::- pero no puedo detenerme, que el rumor, que desde aquí se está oyendo, manifiesta que el Rey marcha con las tropas hácia el puesto señalado. Ocúltate miéntras pasan, y yo vuelvo. Vallis, ántes que amanezca nuestra empresa lograrémos.

Sé incorpora Warcots con disimulo con Federico, sale este con Anhalt, delante de un cuerpo de tropas que va marchando en columna sin

cesar, sin caxa.

Fed. Anhalt? Anh. Schor? Fed. Los bagages pasáron el Elba? Anh. Pienso que sí, pues el Coronel

Werner se hizo cargo de ello.

Fed. Una vez que las dos alas de Ziethen y Vulsen suéron donde mandé, di á Warcots, que haga alto en donde le tengo dicho, en tanto que el órden de la marcha á ver me quedo; y que despues se incorpore con Werner, con el proyecto de proteger el bagage, si pretenden sorprehenderlo.

Anh. Sois Warcots?
Ware. Qué me quereis?

Anh.

Anh. Venid delante del cuerpo de tropas, y á incorporaros id loego al destacamento de Werner.

Warc. Quién lo ha mandado?

Anh Federico. Warc. Quánto debo
á su bondad! En servirle
emplearé todo mi esmero. Vase.

Fed. Vamos marchando con brio.

Quint. Hacemos lo que podemos.

Fed. Eres Quintus?

Quint. Quintus soy.

Fed. Qué poquísimo denuedo tiene tu tropa! Quint. Señor, no basta el mayor esfuerzo á tolerar la mañana.

Fed. Digo, y yo no la tolero? Quint. Si señor; pero no todos tienen, señor, vuestro aliento.

Fed. No son como yo Soldados? Quint. Pero vos sois::-

Fed. Que, de yerro?

Quint. No señor; pero teneis::-

Fed. El cuerpo lo mismo que ellos,
Quintus; pero mi destino
me hace exponer á estos riesgos.
Animo pues, camaradas,
y con despejo marchemos,
pues somos Soldados. Hijos,
vamos con teson sufriendo
el cansancio y el rigor
de la estacion, que tenemos
desde este instante pre doble,
con que así, amigos, denuedo.
Vamos, Quintus, que parece

que toman algun aliento, y que estamos ya cercanos de la quinta en donde quiero fixar mi gran guardia. Quint. Juzgo que no puede estar muy léjos.

Fed. Viendo estos tristes mortales de que suerte van al riesgo por su Rey, mi corazon se me quebranta en el pecho.

Quint. Aquí viene la gran guardia. Fed. De esa suerte caminemos. Vase. Pasado la columna viene la gran guardia: delante de ella vendrá el Sargento: en el centro, vendados los ojos y atado, Alexando Zietner, y á un lado el Capitan Rotuski.

Rot Quánto sentiré que aun mi hermana se encuentre dentro de la quinta! Al ver su amante de aquesta manera preso, rezelo que me ha de dar

Atraviesan, y sale Vallis de la gruta.
Vallis. Ya ningun rumor se escucha,
por cuya causa comprehendo,
que la columna Prusiana
habrá ya pasado. Quiero,
miéntras que vuelve Warcots,

miéntras que vuelve Warcots, por si somos descubiertos, que se pongan á la espalda el fusil mis Granaderos, con el fin de pretextar que hemos desertado. Pero en tanto que la deshecha hace Warcots, y á este puesto vuelve, no dexarme ver es útil. Los grandes hechos

deben siempre ir apoyados
del ardid y del silencio. Retirase.
Pieza de la quinta con dos puertas, y
farol en medio: salen Madama Casimira, y Alexa con dos luces, que

dexa en la mesa.

Casim. Pon, Alexa, aquí la luz, y ve á mirar si está puesto el coche para partirnos.

Alexa. Voy, señora, á obedeceros. Vase. Casim. Vámonos de aquí, huyamos de este lugar tan fui esto, en donde el horror y el pasmo son los mas gratos objetos que la idea me retrata. Un terror, un susto, un miedo toda la noche ha tenido sobrecogido á mi pecho, que no sé qué nuevos males van á afligirme, qué nuevos pesares van á insultarme. El menor rumor, el eco mas torpe me sobrecoge, y hasta del mismo silencio mi corazon se confunde.

Federico Segundo en el Campo de Torgau. Corazon, dime, qué es esto? qué es lo que temes? qué males à tu inquietud dan fomento? No lo sabes? Si lo sabes lo callas, porque temiendo estás que no he de tener para oirlo sufrimiento. Ay, Alexandro! ay, mi bien! por ti son estos rezelos, por ti son estos cuidados, y por ti::- pero qué es esto? Sale Alexa asustada. qué traes tan asustada? Alexa. Ay, señora! Casim. Qué tenemos? Alexa. Que la quinta (qué temor!) está rodeada (qué miedo!) de Soldados, y uno dixo entremos al punto adentro; pero miradlos. Casim. Ay Dios! toda al verlos me estremezco. Salen algunos Granaderos y el Cabo, que traen preso á Alexandro, y con ellos viene Rotuski. Alexa. Qué hemos de hacer? Casim. Recobrarnos, é ir á hablar al xefe de ellos. Rot. En esta pieza interior entrad al momento al reo. Los Soldados arriman las armas, el Cabo desata á Alexandro, y le destapa los ojos. Casim. Señor Oficial, si acaso. merece algunos respetos nuestro sexô::- mas qué miro! Rat. Qué te sorprehende, intrumento de mis males? aun estás en la quinta? Parte luego, ántes que por el rigor te haga partir mi dequedo. Casim. Pero quién aquí te trae? Rot. Mi obligacion. Casim. Mas qué reo conduces aquí, que al verle toda me horrorizo y tiemblo! Alex. Esta es Casimira, Ah talsa! causa de mis males fieros. Casim. Quién es? Rot. Uno que tal vez

por tus locos devaneos

està condenado à muerte.

Casim. Alexandro es: yo fallezco. Cae desmayada. Alex. Podrá serme ingrata, quien siente mi mal con extremo semejante? Ay infeliz! en qué estacion, en qué tiempo tan infausto el desengaño quiere consolar mis zelos! Casimira::- Rot. Moderad vuestro desmedido afecto, y meditad vuestra suerte desgraciada. Alex. No la temo, una vez que reconozco, que me es constante mi dueño. Casim. Ay de mi! Alexa. Ya se recobra. Rot. Llevad á ese otro aposento à Zietner. Alex. Qué no ha de haber para un infeliz consuelo? A Dios, Casimira. Casim. Adonde llevan mi dulce embeleso? Alex. A morir. Casim. Pues á morir Quieren irse á encontrar el uno al otro, y los detienen. contigo iré. Rot. Detenedlos. Alex. Qué rigor! Casim. Qué iniquidad! Rot. Cumplid mi orden al momento. El Cabo entra á Alexandro por la puerta de la izquierda, y los Granaderos sujetan á Casimira. Alex. A Dios; Casimira. Casim. A Dios; pero en vano vuestro esfuerzo quiere impedir que le siga. Rot. Conducidla al coche luego. Casim. Es excusado lo intente vuestro loco atrevimiento, porque à pesar de las fuerzas superiores, mis tormentos me enardecen de manera, que abrigo dentro del pecho todo el rigor de las furias, todo el horror del infierno; Sale Federico y Quintus. y asi::-Fed. Qué es esto? quién turba de la gran guardia el sosiego? Casim. El Rey::- absorta he quedado. Fed. Nadie me dice qué es esto? Quién sois vos? Casim. Una muger inteliz, cuyo despecho

ha

ha excitado la crueldad de un hermano, que violento le quiere impedir la vista del bien que adora.

Fed. No es tiempo este de amores: tu hermano ha cumplido con su empleo; y así vete. Casim. Reparad::-

Fed. Son excusados tus ruegos. Casim. Ya os sirvo; pero, señor, ved que el corazon me dexo en el infeliz que á muerte vas á destinar severo.

Fed. Sacadla luego del campo para quitarla del riego. A los Soldad. Rotuski, mucho tu hermana quiere à Zietner; y aunque siento tener que darla la pena de quitarsele, no puedo excusarlo, pues su crimen es de aquellos que mi zelo

no perdona. Rot. Contemplad::-Fed. Es tu casa de recreo deliciosa, y á gozar mas tranquilidad que tengo pasaria algunos dias entre sus sitios amenos: pero entre tanto que viene el dia, descansar quiero un rato. Vámonos, Quintus.

Rot. Aquí, si vos gustais de ello, hay un quarto acomodado en que reposeis. Fed. No tengo reparo. Trae la luz, Quintus. Qué no te gusta el obsequio? Quint. Si señor, porque mis años

van al sereno temiendo.

Se entran, y Rotuski acompaña al Rey hasta la entrada. Sale el Cabo Granadero de donde está Alexandro.

Calo. Mi Capitan, una gracia de parte del reo vengo á pediros. Rot. Como pueda, otorgártela prometo.

Cabo. Pide una luz y la Biblia para disponerse. Rot. Pienso, que el Rey no tomará á mal que se le dé este consuelo. Llevadle luz, y mirad

si tiene algun Granadero ese libro. Cabo. Quánto aplaudo que penseis conforme pienso! Vase.

Rot. No obstante que de mi hermana ha seducido el afecto Alexandro, su destino tiernamente compadezco, contemplando que su crimen es dimanado de un yerro disculpable; pero exîge la milicia este severo castigo, para que todos obedezcan los preceptos de los xefes, de los quales pende el buen ó mal suceso de un exército. Entre tanto que amanece, mirar quiero si se ha llevado mi hermana quanto le ordenó mi anhelo. Vase. Selva con vista de la entrada de la quinta, y habrá una Centinela. Sale Warcots, y detras de él saldrán. Vallis y los Austríacos con los fusiles en la espalda, pero con sables.

Ware. Una vez que se disipa la niebla y va amaneciendo, no malogre la ocasion de sorprehender nuestro esfuerzo la quinta, puesto que en ella está el Rey casi indefenso. Pero informarme quisiera del quarto en que está primero, para poder::- Vallis. En la puerta una Centinela, advierto, y de ella podréis de todo informaros por extenso.

Warc. Decis muy bien. Entre tanto retiraos con secreto. Centinela? Cent. Quién va?

Warc. El Xefe

Warcots. Cent. Ya os conozco. Pero si quereis entrar es fuerza que venga à reconoceros el Cabo. Warc. No, no le llames, que yo solamente vengo à saber si aun està el Rey en la quinta, porque luego he de verle. Cent. En ella está.

Warc.

Federico Segundo en el Campo de Torgau. Warc. Qué hace? Cent. No lo sé de cierto; ni yo he escuchado otra cosa, sino que ha estado pidiendo una luz y un libro el Cabo. Warc. Demasiadas señas tengo. A Dios, amigo, y cuidado con la vigilancia. Creo que mejor que lo deseamos lograrémos el proyecto. Animo pues, y de pronto apoderaos del cuerpo de guardia, y despues del Rey, que quizá estará leyendo. Sus señas ya las sabeis por mí, en este supuesto es menester no perdais para la empresa un momento, Vallis. Seguidme pues: si hablas mueres. Sorprehenden de pronto al Centinela, le ponen en el pecho dos sables, y entran con disimulo en la quinta Vallis y los demas, quedandose dos asegurando la Centinela. Warc. Ya la guardia sorprehendiéron del todo, y se apoderáron de las armas. Segun creo nos ha de salir la empresa prósperamente, respecto de que está premeditada; y ademas de esto::- Qué veo? Sacan los Austríacos á Alexandro con un pañuelo en la boca, y se le llevan. De la quinta presurosos mis parciales van saliendo. Vallis? Vallis? Vallis. Conseguimos prosperamente el intento. Id ahora á hacer la seña, que proyectada tenemos. Desde aquí empieza á aclarar por

grados.

Dentro voces. Traicion, traicion. Warc. Voy de la obra

à consumar ahora el resto. Vase. Sale Rotuski de la quinta con los Granaderos.

Rot. Amigos, venid conmigo; sigamos á esos perversos, que han tenido la osadía

de arrebatarnos al reo de la gran guardia: venid, no malogrémos el tiempo. Salen Federico y Quintus.

Fed. Donde vais? Qué ruido es este? Rot. Vamos á ver si podemos recobrar de los contrarios

á Ziethen. Fed. Pues no está preso? Rot. No señor, porque una tropa de enemigos encubiertos,

que acaba de sorprehender con el mas cauto silèncio á la gran guardia, consigo se le lleva prisionero.

Fed. Tú eres Saxon. Rot. Saxon soy. Fed. Lo manisiesta tu essuerzo. Rot. Ved que por descuido mio::-

Fed. De ti no esperaba ménos. Rot. Señor, si fué la sorpresa del contrario. Fed. En un Consejo

de Guerra se verá como tué. Rot. You- si::-

Fed. Entrégate preso. Quintus, conduce á Rotuski donde con mayor desvelo quede asegurado, y cuida que enemigos encubiertos no te le quiten, no sea que caigas en igual riesgo que él. Quint. Y tendriais valor de mirarme en tal aprieto?

Fed. Por qué no? Quint. Extraño, señor, que os deba tan poco aprecio. Vase. Fed. A Dios.

Sale Anhalt. Habeis vos mandado echar un cohete al viento con algun fin? Fed. Yo no, Anhalt.

Anh. Pues algun traidor tenemos, que sigue correspondencia con el contrario, y ha hecho esta señal con el fin

de venir á sorprehendernos. Fed. Pónganse sobre las armas mis tropas. Pero qué es esto? Atraviesa un peloton de Soldados

Prusianos huyendo. Por qué huis, amigos mios, tan vilmente? deteneos.

JA-

Salen con bayoneta calada una porcion de Austríacos siguiendo á los

Prusianos precipitadamente. Vendidos somos, Anhalt,

á reunirnos vamos luego.

Vase Federico con sus tropas, y se oirá dentro ruido de tiros, estrépito y confusion de armas, y sale Daun siguiendo á los Austríacos.

Daun. Animo, Austríacos valientes, id atacando los puestos con ardor si coronaros quereis todos de trofeos. Animo pues, que su Xefe ya está hecho prisionero, y la derrota completa de su campo lograrémos. Vase.

Por el último bastidor sale Federico formando sus tropas con mucha precipitacion.

Fed. Venid, amigos, venid, y en órden restableceos. Qué haceis vosotros? llegad. Qué os deteneis? vamos presto.

Sale Quintus.

Quintus, corre á recobrar

con estas tropas los puestos

perdidos. Qué pesadez!

Vase Quintus con parte de las tro-

pas que ha juntado el Rey.

Anhalt, haz luego avisar

á Vulsen de este suceso,
para que con su ala izquierda
venga al punto á socorrernos:
y cuidado con Rotuski,
que ese, á lo que yo comprehendo,
ha de ser el vil autor
de esta traicion. Aquellos Vase Anh.
que se preciaren de ser
compañeros verdaderos
de su Rey sigan mis pasos.

Salen huyendo otros.

Pero otra vez vais huyendo?

Los detiene con la espada desnuda.

Esperad. Pensais que habeis
de vivir siempre. Teneos,
y volvamos al combate
otra vez con ardimiento.

Pero á Quintus ha cercado el contrario: á defenderlo Salen las tropas con Quintus cercadas de los Austríacos.

vamos, abriéndole paso por un lado: hijos, á ellos.

Atacan las tropas de Federico á una parte de las tropas que tienen cercado á Quintus, las que abren paso, y se salva Quintus, uniéndose con las del Rey, que á su tiempo irán desfilando en retirada, presentando la havonata siempre al

bayoneta siempre al

enemigo.
Ya estás libre, Quintus. Ahora
reunidos los esfuerzos
corramos á sostener
á los demas. Pero, Cielos,
aquí vienen derrotados:

Los Austríacos que habian rodeado á
Quintus los rodean.

llegad; en vano lo intento, que á mi vista los Austríacos los han hecho prisioneros.

Dentro Daun. Sigámosles el alcance una vez que van huyendo.

Fed Retirémonos con órden al cercano bosque. Pero, Sale Anhalt. Anhalt, y Vulsen? Anh. Señor, aquí viene á socorreros.

Fed. Di que cubra con sus tropas la retirada, y que luego con las mias en el bosque cercano á Zinna le espero.

Anh. Y la batalla, señor?

Fed. Se perdió. Amigos, marchemos, una vez que la fortuna hoy las espaldas me ha vuelto; pero no debo extrañarlo si cuerdamente contemplo que ella es muger, y yo no soy nada galan. Dent. Daun. A ellos.

Fed. Vamos, ya que el enemigo

nos está prisa metiendo.

Vanse las tropas del Rey formadas, y sale Daun con las suyas del mismo modo, marchando con prisa detras de aquellas.

Daun. De acabar con el contrario

la

la ocasion no malogremos, sigámosle. Ay Federico! qué poco tus grandes hechos merecian que el destino con desgraciados sucesos los obscureciese! El mundo que vé los héroes de léjos, y que juzga por su dicha el mériro desde luego, comparará neciamente el tuyo al de aquel Guerrero, que en Pultova la desgracia le adquirió el baxo epitecto de temerario. Aunque me hallo destinado por mi empleo á ser tu rival, estimo como es justo tu talento, y tu deplorable estado en mi interior compadezco. Y así, miéntras que el alcance de tu exército deshecho sigue el mio, á prevenir voy luego tu alojamiento, que el ardid de la campaña no ha de oponerse al obsequio. Vase. Interior de la tienda de Daun: sale

Alexandro confuso. Alex. Cercado de horror y dudas en esta tienda peleo con mi imaginacion triste. Apénas pisé su centro oi del furor de Marte los estrepitosos ecos, que fuéron interrumpidos en breve por el silencio. Por quién quedaria el campo? De quién será el vencimiento? Oxalá que mi Rey se haya coronado de trofeos! que aunque á muerte me tenia condenado, le venero, y compraria su dicha con mi sangre en todo tiempo. Habrá confusion mayor, que la que reyna en mi pecho! En una noche (ay de mí!) qué variedad de sucesos he pasado! Quando estaba para ir a morir dispuesto,

una tropa de Austríacos me arrebata, y con misterio me conduce hasta esta tienda: y aunque cercado me veo de guardias, el Oficial que me hizo prisionero ha ordenado que me traten con el mas grande respeto. Qué será esto? no lo alcanzo. Esta duda y el recuerdo tatal del bien que idolatre me tiene absorto y suspenso? Si habrá llegado á noticia de Casimira el suceso de mi sorpresa? Si acaso será obra de su afecto mi libertad? no es posible. Qué vendrá á ser? no lo entiendo, ni yo me entiendo á mí mismo. Una leve falta, un yerro en un militar, qué males le produce tan funestos! Sale Vallis. Venid, que ya prevenido teneis el alojamiento correspondiente, y tomad este espadin y sombrero. Alex. Cada vez mis confusiones van tomando mas aumento. Vase.

van tomando mas aumento. Vase. Campo de Daun con tropa formada: aparece Daun á la cabeza de ella. Daun. Pues el socorro impensado, que llegó al contrario ha vuelto el órden á sus Soldados, y ha impedido que los nuestros no hayan podido seguirles el alcance, mi respeto quiere recibir al Rey con los honores y obsequios que merece la persona de tan alto prisionero. Mas Vallis viene. Y el Rey? Salen Vallis y Alexandro, y la tropa

Salen Vallis y Alexandro, y la tropa á una seña de Daun presenta las armas.

Vallis. Aquí está.

Daun. A vuestros pies regios::
Qué es lo que miro!

Alex. Qué engaños

son estos que no comprehendo!

Daun.

De Don Luciano Francisco Comella. Daun. Es este, Vallis, el Rey? me dexa en su acampamento. Vase. Vallis. Sino es el Rey, ved que el yerro Daun. Retiraos todos. Vallis, ha dimanado::- Daun. Está bien. hazme sacar al momento Quánto el engaño celebro! en que escribir, que dar parte Alex. Ya del caos de mis dudas ap. Hace Vallis seña para que le traigan. con lo que oigo voy saliendo. á la Emperatriz pretendo Daun. Quien sois vos! de la victoria. Despues Alex. Un Capitan, mandarás dar un refresco que, segun voy comprehendiendo, al exército, y poner en lugar de Federico delante mi alojamiento he sido hecho prisionero . las banderas y cañones en el Principal. Y aunque apresados, que en obsequio aplaudo, señor, el yerro, de este dia iluminar porque por él he salvado por la noche el campo quiero. la vida, que sin remedio Vallis. En todo seréis servido. Vase. Le traen en donde escribir, y lo ponen hubiera perdido à causa de haber faltado á un precepto junto á una tienda, y se sienta. Daun. De este modo los guerreros inocentemente, mas se inflaman, y están deseosos aplaudo ser instrumento de la libertad del Rey, de adquirir trofeos nuevos. Miéntras escribe sale Warcots al à quien fielmente venero. Daun. Pero no comprehendo como bastidor. Warc. Despues que hube asegurado equivocaros pudiéron. Vallis. El Silesiano parcial enteramente el suceso que se encargó del suceso, me oculté de los Prusianos, para poder sin rezelo me dixo que encontraria volver á ver á Daun, á Federico leyendo á fin de::- Pero escribiendo en la gran guardia; y en fe de ello::está; esperaré que acabe. Daun, Dice de este modo el pliego: Daun. De un hombre perverso Lee. Señora, tengo la gloria de parvos no debisteis fiaros, ticipar á V. M. como sus justas sin tener conocimiento ántes de todo. Ademas armas han conseguido hoy sobre que el yerro ú engaño vuestro el Rey de Prusia una victoria comcomprueba, que jamas tiene pleta, en que ha sido derrotado. la maldad próspero efecto, Sale Vallis. Vallis? Qué es lo que quereis? y que sobre las personas Warc. Señor, yo tan solo vengo, de los Reyes vela el Cielo. Vos idos con los demas mediante à que mi palabra he cumplido, á ver si puedo Ohciales prisioneros, dando palabra de honor serviros en otra cosa, y despues::de no tomar el acero Daun. A que os dé el premio hasta ser cangeado contra las Aguilas del Imperio. prometido, no es así? Warc. Si señor. Daun. Tendréis aliento Alex. Yo os la doy. Quién podrá ser de poneros á la vista este Silesiano fiero, que quiere entregar al Rey? de aquel mismo prisionero Pero yo haré por saberlo que habeis entregado? Hablad.

una vez que el enemigo

Os confundis? Teneis miedo?

Warc.

Federico Segundo en el Campo de Torgau. 20 Warc. No señor, vamos á verle. Una vez que ya está preso no tengo por qué temer. Daun. Vallis, Ilámale al momento. Vase Vallis. Entre tanto que aquí viene el pliego cerrar pretendo. Warc. Mi fortuna he asegurado con el precioso estipendio que he de percibir. Salen Alexandro y Vallis, y se levanta Daun. Daun. Decidme, es pues este el prisionero que ofrecisteis? Federico es este militar? Warc. Cielos, qué trueque es este? Alex. Al traidor ya mi furia ha descubierto. Daun. Mentiroso, vil, iniquo,

idos de mi campo luego; y advertid que no castigo vuestro engaño, porque de ello ni aun sois digno; y respetad de los Reyes mas los fueros. Vase.

Warc. Advertid: - Absorto estoy de ver frustrado mi intento. Zietner, amigo, una vez que la vida por mi medio has libertado, una gracia á tu amistad pedir quiero, y es, que de lo que has oido guardes profundo silencio. Lo harás? En cambio del bien que has recibido, no creo dudarás en conceder esta merced á mis ruegos. Qué dices?

Alex. Que á todo el mundo haré públicos tus negros delitos, tus viles tratos, tus indignos pensamientos. Monstruo infame, qué te hizo aquel mortal, aquel genio superior á los demas? Fué tu bondad y talento quien te sugirió la idea de entregarle prisionero á sus contrarios? Iniquo,

de los hombres vituperio, aunque á muerte me tenia condenado su precepto, juzgas que yo soy tan vil, que à la lealtad que le debo podia faltarle? no: la misma muerte respeto que me iba á dar; y la vida sacrificaré en su obsequio siempre que se ofrezca. Vete, vete de mi vista, objeto de horror, si de mi enojo no quieres probar el ceño, y teme el justo rigor de los hombres, que en tu aspecto lean tu crimen; y no pienses que el rigor violento de los hombres contra ti se mostrará solo: el Cielo, vengador de los delitos humanos, vibrará fiero todos los rayos que guarda entre sus prenados velos para extinguir las maldades de los mortales perversos. Ware. Todos me confunden, todos

me ultrajan; pero mi pecho de todos ha de triunfar segun el furor que aliento. Y aunque en uno y otro campo estoy mi ruina previendo, para que se verifique la mia, anticipar quiero la de otros, por si mi mal evito con el ageno. Teme, Zietner, mi furor, teme mi encono sangriento, que de todos mis delitos á ti voy á hacerte reo.

Bosque con un arroyo en el foro. Salen Federico y Quintus, y este viendo al Rey que se pasea sin cesar, se queda mirándole apoyado en el baston. A cada razon el Rey toma

un polvo.

Fed. Hoy todo va mal. Las cosas han tomado muy diverso rumbo::- es preciso salir de una vez de tantos riesgos.

Las

Las tristes sombras de Annibal y Caton me dan exemplo::-Sí, bueno es ántes que logre hacerme esclavo el Imperio::-Pero no soy Federico yo? A mí mismo no me excedo en constancia? quién lo duda? Pues los males superemos, y hagámonos superiores á la fortuna. Qué es esto?" escuchabas lo que hablaba? Quint. No senor. Fed. Sabes qué pienso? Quint. Qué pensais? Fed. Que el enemigo te quiso hacer prisionero, y para lo que me sirves no te hubiera echado ménos. Quint. Pues, señor, me iré con él. Fed. Con que tú haces mas apreciodel contrario que de mí? Quint. Si vos me estais oprimiendo. Fed. Donde hay agua, que la sed, pesia tal, sufrir no puedo? Quint. No sé. Fed. Por qué no lo sabes? insoportable te has hecho. para que vuestro desprecio me trate así. Fed. Vamos, Quintus,

Quint. Señor, ved que no os doy causa que hácia allí un charco estoy viendo, y beberémos. No vienes?

Quint. Advertid que à Zinna suéron por agua, y por todo quanto es necesario al sustento vuestro.

Fed. Aunque no está muy clara Coge agua con el sombrero, y hace que bebe.

la sed no repara en ello: el Rey que ignora los males, no sabe compadecerlos. Pero Anhalt, Zieten y Vulsen vienen. Vaya, qué tenemos? Salen Anhalt, Ziethen y Vulsen. Están esos miserables reanimados? se ha dispuesto que coman? No descuideis su necesario alimento, que el Soldado que no come

no puede ser de provecho. Ziet. Señor, están muy causados. Fed. Su cansancio compadezco; pero yo tambien lo estoy. Si á estos penosos desvelos se reduce el reynar, reynen los que aspiren à este puesto en buen hora, que bien pronto se cansarán del empleo. Tratemos sobre el asunto de la derrota, que entiendo he de tener en el campo quien descubra mis secretos. Qué dices ? Ziet. Que de otro modo no era dable sorprehenderos en la quinta, ni acertar tampoco de noche el puesto, que de nuevo á vuestras tropas hicisteis tomar. Vuls. El hecho se conoce que por alguien de los nuestros fué dispuesto.

Anh. Y la señal que despues de haberse llevado al reo de la quinta al irse echáron, comprueba mas el suceso que todo. Fed. Quién discurris que podrá ser de todo eso autor? Quintus. Quint. Yo, señor? Quintus traidor? Ved que os dexo si volveis à denigrarme con semejantes dicterios.

Fed. Todo te enfada. Quint. Si vos me sufocais. Fed. Yo comprehendo que Rotuski y Zietner son autores de este vil hecho. Los amores de la hermana: encontrarse Zietner reo de muerte: faltar Rotuski de la guardia con pretexto de reconocer la quinta, y ser Saxon::- El Consejo de Guerra formémosle, y con eso indagarémos la verdad. Ve à conducirle. Anh. Voy á buscarle al momento. Vase.

Fed. La dura necesidad en que se ha visto mi empeño de tener que agregar tropas extrangeras á mis cuerpos

Federico Segundo en el Campo de Torgau. de una pasion, de un asccto en repetidas batallas vehemente poseido, me ha expuesto á infinitos riesgos. el qual os tuviese ciego Pero vamos á mirar y arrebatado de modo, en tanto que viene el reo que vieseis cerca el momento si es Siplitz impenetrable, de vuestro fin, no desearais, que me ha ocurrido un proyecto. no aplaudierais, que algun tierno Pero venid. Se retiran los quatro al foro, y hacorazon os dispensase cen que miran, salen Madama Caalgun alivio ó consuelo? simira y Alexa. Fed. Quién lo duda? Casim. Pues tomad. Alexa. Que te expongas, señora, á peligros nuevos? una vez que vuestro pecho quisiera le dispensasen Casim. Déxame, que mi dolor el consuelo que pretendo. desprecia todo consejo. Fed. Venga pues. El deseo de saber Casim. Vés como el Rey si mi dulce hermano ha muerto tiene el corazon propenso en la batalla, y si acaso á la piedad? Alexa. Sin embargo, encontrar arbitrio puedo yo con mi duda peleo. de conservar á mi amante Fed. El reo que me pedis la vida, de un ardimiento concedérosle no puedo. el corazon me ha llenado, Casim. Ay señor! Fed. No, que ya está que no teme ningun riesgo. libre. Casim. Libre Zietner? Cielos, Y pues las tropas que à Zinna á buscar víveres fuéron, qué ventura l qué placer! Pero Santo Dios, qué veo! dixeron que el Rey estaba Viene Anhalt con Granaderos conduen este bosque, lleguemos ciendo á Rotuski atado. á hablarle, y nada rezeles, Mi hermano preso? (ay de mí!) que el Rey es sensible y tierno Hay mas males, mas tormentos á las desdichas humanas, que me combatan? Apénas y atenderá mis lamentos. salgo de un mal, otro nuevo Alexa. Allí discurro que está. me acomete. Gran señor, Pero mira que no apruebo por qué está mi hermano preso? tu resolucion. El Rey Fed. Por indicios de traidor, con motivo del suceso Madama. Rot. Saben los Cielos, desgraciado á la piedad que no lo soy, y que solo no se mostrará propenso. Casim. Sigueme y calla. Señor? de oirme tildado de ello el corazon á pedazos Llega al Rey. se me divide en el pecho: Fed. Y bien, Madama, en qué puedo vete, hermana, vete, y dexa serviros? vos de Rotuski que yo padezca tus yerros. sois la hermana, segun veo.

Fed. Cómo es eso?

señor, callarlo lo debo.

Casim. Dilo: mas yo lo diré

para desengaño vuestro;

bien que por el memorial

podeis, señor, conocerlo.

Pero como yo de amar

Casim. Si señor. Fed. Y qué tracis? Rot. Por mi honor, Casim. Un memorial.

Fed. Venga Inego.

Casim. Para que me concedais lo que en él, señor, pretendo, quiero á vuestra Magestad tan solo preguntar esto: Si vos, señor, os hallaseis

á Zietner no me avergüenzo, diré que porque en la quinta le llamé con el intento de hablarle::-

Rot. Calla, y refrena tu arrebatado despecho. Señor, lo que importa ahora es, que se exâmine el negro delito que se me imputa, y como me encontreis reo, la muerte mas afrentosa decreteis á mis excesos.

Fed. Está bien. De la gran guardia que ayer entregué á tu zelo, qué cuenta has dado?

Rot. Señor,

fuí sorprehendido::
Fed. En un tiempo
en que hacias la deshecha,
la quinta reconociendo,
no es así?

Rot Mirad que yo::Fed. Dexaste que prisionero
llevasen á Zietner.

Casim. Qué oigo!

Qué cúmulo de sucesos

tan extraños me confunden!

Zietner prisionero, Cielos!

Fed. Rotuski, con claridad sobre este suceso hablemos. De tu hermana, como sabes, era fiel amante el reo; tú es regular que sintieses de uno y otro el desconsuelo; á mas de esto eres Saxon, con que baxo este supuesto, por salvarle has sugerido al Austríaco aquel hecho.

Rot. Yo, señor::-

Sale Warcots muy agitado.

Fed. Qué traes, Warcots?

Warc. Señor, decirlo no puedo
con la agitacion. Apénas
despuntáron los reflexos
de la Aurora á incorporarme
iba con Werner, cumpliendo
con vuestra órden, quando noto
echar un cohete al viento;
cuya señal me sorprehende,

y me hace entrar en rezelo de alguna traicion. Medito qué debo hacer, y resuelvo daros parte. Al intentarlo todo el campo hallo cubierto de enemigos que sorprehenden vuestra tropa, y quando intento alentarlas, un piquete me rinde, y me lleva preso á un campo, en donde escucho el desgraciado suceso de las vuestras, y el traidor que protegió sus intentos. Deseoso de referiros el asunto, me aprovecho de la confusion y bulla que reyna en su acampamento por la victoria, y sentido de su aplauso, llego al vuestro á descubriros el móvil de tan trágico suceso.

Rot. Ahora os desengañaréis si es Rotuski capaz de eso. Fed. Quién fué pues?

Warc. Zietner.

Fed. Qué dices?

Ware. Que hallándose en el aprieto de morir, tuvo el arbitrio, por no sé que extraño medio, de descubrir á Daun todos vuestros pensamientos, con tal de que le sacasen de tan evidente riesgo; y Daun para lograr vuestro fatal detrimento, al tiempo que os sorprehendió libertó á Zietner del riesgo.

Desfigurando el asunto ap. lograré mejor mi intento.

Fed. Basta ya, vuestro delito del todo está descubierto.
Con la mayor rigidez tened á Rotuski preso;
y Madama, por si importa, quédese en mi acampamento, en tanto que yo dispongo lo que en tal caso hacer debo.

Casim. Señor, ved::- Rot. Señor, mirad::-

Fed.

Federico Segundo en el Campo de Torgau.

Vase.

Fed. A Dios.

24

. . . . 4 .

Anh. Venidme siguiendo.

Casim. Hermano mio::-

Rot. Tal nombre

no me des, vil instrumento

de mis pesares.

Casim. Con todo::-

Rot. Quánto el hado me es adverso! Vase.

¿ Zietner, y yo me quedo detenida aqui? Ay Alexa, de tus consejos me acuerdo ahora! Qué harémos? qué juzgas

Alexa. Que hicisteis mal en venir:

Pero, ay Dios, qué es lo que veo! Como un mármol se ha quedado,

sin habla y sin movimiento. Señora? Señora?

Casim. Zietner,

Zietner mio, qué te veo libre! Ay de mí! que en lugar de ver al bien por quien muero, solo veo confusiones, sobresaltos y tormentos. Aquella jóven incauta, que se entrega á los afectos amorosos, aunque-sea con el fin del himeneo, qué consequencias tan heras, qué tatales escarmientos no saca? por mí lo noto; mas tarde, pues veo el fiero tropel de males que agita mi corazon: toma exemplo en mi ligereza; regla tu amor con aquel respeto que se debe. Pero en vano pretendo darte consejos, quando á mí misma no supe dármelos: venme siguiendo, Alexa, y si compadeces mi cúmulo de desvelos, tu compasion brevemente logrará tener sosiego; porque quando no me maten los pesares que padezco, acabarán con mi vida mis propios remordimientos.

हिंद्र हिंद्र

JORNADA TERCERA.

Bosque con la entrada de la tienda del Rey, con Centinela: salen Federico, Ziethen, Vulsen, Warcots

y Quintus.

Zieth. No es dable contra Daun

intentar nada.

Vuls. Está visto,
que las fuerzas, la victoria,
las eminencias y el sitio
le hacen invencible. Quint. Fuera
temeridad y capricho
irle á atacar nuevamente,
segun está defendido.

Fed. En ese supuesto, vamos á disponer lo preciso para retirarnos ántes que nos busque el enemigo.

Sale Anhalt.

Pero qué traes, Anhalt?

Anh. Estas cartas que han venido para vos. Fed. Vengan acá.

Las toma el Rey, y hace que lee. Zieth. Si por el estanque unidos sorprehendiéramos à Lasci, pudiéramos de improviso caer sobre Daun, y::-

Vuls. No apruebo vuestro partido de ningun modo. VVarc. Sabeis, si hubiere para ello arbitrio, por dónde el campo contrario pudiera ser sorprehendido? por el escarpado del monte de Siplitz. Fed. Delirio es imaginar vencer la eminencia de aquel sitio. Toma, y complácete en ver la suerte de Federico.

A Quintus le da dos cartas.

Ahí verás que Laudon
me ha tomado á Glatz. Amigos,
si la suerte en perseguirme
va siguiendo así, otro oficio
será forzoso tomar
que me sea mas propicio.
De la viuda de Schwerin

esta otra es. Por los servicios de su esposo me suplica la dispense algun alivio en su miseria. Miseria la muger de aquel invicto Xefe, que con tanta gloria derramó por Federico su sangre? Al considerar que me encuentro sin arbitrios para socorrerla, el alma toda se me ha compungido. Quintus, mira si hallas medios de remediar su conflicto. Quint. Muy difícil es, estando vuestro erario tan perdido. Fed. Con que no puede ser? Quint. No señor. Fed. Pues yo por mi mismo, y de mí mismo lo haré. El plato mas exquisito suprimiré de mi mesa desde hoy, y su importe fixo haré se entregue à la viuda, miéntras discurro otro arbitrio. Ware. Vuestros rasgos, vuestro nobre::-Fed. No me aduleis los oidos. Señores, puesto que todos convenis en el peligro que me expongo, si atacar al contrario determino otra vez, para pasar el Elba estad prevenidos esta noche. Pero, á fin de salir sin ser sentidos de este bosque, es necesario retirarnos con sigilo, y hacer varios movimientos, que os avisaré con Quintus. Miéntras esto executais, yo con los mas aguerridos de mi exército saldré á descubrir los designios de Daun, por si ha dispuesto la retirada impedirnos. Zieth. El pensamiento, señor, es de vuestro genio digno. Fed. Id á prevenir el campo, y á Dios. Puesto que se han ido Vanse Ziethen, Vulsen y Warcots. todos, quiero que me digas

25 si eres verdadero amigo de tu Rey y hombre de bien. Quint. Vos me haréis perder el juicio con las dudas. De una vez acabad, señor, conmigo, si dudais de mi honradez. Si os sirvo, sabeis que os sirvo por inclinacion. Fed. Repara que me hablas con tono altivo, que soy tu Rey, y que puedo olvidarme del cariño que te tengo. Quint. No os he dado para estar así motivo. Fed. Ya lo sé; pero mis males, contigo en parte disipo de este modo. Para prueba de que en mi amor te distingo, te voy á hacer conhanza de mis ocultos designios. La retirada que hacer esta noche determino es fingida, es un ardid, para escalar atrevido de Siplitz las eminencias escabrosas, cuyos riscos, para los hombres hasta ahora inaccesibles han sido. Este monte, en que el contrario apoya todo su brio, y que la parte escarpada tiene entregada al olvido, es el objeto en que tundo mi felicidad. Si piso su cima, con cincuenta hombres tan solo estoy persuadido que lograré enteramente derrotar al enemigo; y aunque á la proposicion de escalarle no di oidos, es porque con la experiencia de que hoy he sido vendido, conozco que á ti tan solo puedo fiar mis designios. Quint. Bien poders, y aunque no tengo el vigor que necesito, seré el primero que suba por sus escabrosos riscos. Fed Yo lo creo; pero dime:

de Zietner qué has comprehendido

Federico Segundo en el Campo de Torgau.

en punto de la maldad de vendernos? Quint. Que si lo hizo, fué por no sufrir la pena del inmediato suplicio á que estaba condenado.

Fed. Pero para ello es preciso que tenga cómplices. Mira, llama á Warcots. Los indicios y su informe no han dexado comprobado su delito del todo, y ademas de esto lo que Rotuski me ha dicho quando volví á verle. Anda tráele aquí, no estés remiso.

Vase Quintus.

El Príncipe que camina con tiento, quando un delito no está bien justificado, da á sus vasallos indicios de que desea acertar; el discernimiento, el juicio debe conducir su mano al decretar los castigos de los hombres. Quando un Rey sigue estos sabios principios, la misma pena que impone la respeta el reo mismo que la recibe. Mas quando::
Sale un Cirujano.

Ciruj. Venga aquí alguno conmigo para tener el vendage de un Soldado que está herido. Fed. Allá voy. Ciruj. Vos, gran señor? Fed. Sí, yo.

Ciruj. Ved que no es bien visto::Fed. Por servirme á mí el Soldado

la herida no ha recibido?

Ciruj: Sí señor. Fed. De esa manera no hago nada en darle alivio.

Sale Quintus y Warcots.

Quint. Por allí va el Rey. Señor?

Fed. Pronto volveré á este sitio. Vase.

Warc. Sabes qué me quiere el Rey?

Quint. No lo sé. Warc. Todo me agito
con mi iniquidad. De todo
se sobresalta mi brio.

Quint. Qué teneis, que estais inquieto? Qué os atribula? Warc. Me irrito contemplando la perfidia

con que ha sido el Rey vendido. Yo ántes juzgaba á los hombres por mi corazon, y he visto que hay muy pocos que le tengan de la sencillez vestido.

Dent. voces. Viva nuestro Padre, viva

el Rey.

Sale Federico. No aplaudais, amigos, un acto que como hombre la piedad me ha merecido.

A Dios, Warcots. Warc. Qué mandais?

Fed. Dime pues, el trato indigno de Zietner con el contrario le has escuchado tú mismo?

Warc. Si señor. Fed. Y no dixeron de qué medios se ha valido para el trato? Warc. Solo pude oir, señor, lo que he dicho; pero es fuerza que para ello cómplices haya tenido, y que Rotuski::- Fed. Rotuski á este cargo ha respondido, que en prueba de que mezclado no se hallaba en su delito hacia presente que era de Zietner cruel enemigo, á causa de los amores, que con su hermana ha tenido contra su gusto, y su hermana ha contestado en lo mismo. Esta razon poderosa ha dado al pecho motivo para sospechar si el hecho habrá sido dirigido por otra razon y móvil que no alcanzo ni distingo; pero lo distinguiré á pesar del laberinto que le ofusca; y como encuentre que hay en esto fin maligno por parte de alguno, tiemble, tiemble mi enorme castigo; tiemble::-

Warc. Ved, señor, que yo:Fed. Vamos, Quintus. Vase.
Warc. Confundido

he quedado. Si habrá el Rey descubierto mis delitos?

Pe-

De Don Luciano Francisco Comella.

Pero cómo? El General no es dable se lo haya escrito, Vallis tampoco. Con todo, es necesario un arbitrio para desmentir las dudas, que el Rey haya concebido contra lo que dixe. El Rey es muy perspicaz, es vivo, y penetra muchas veces por conjetura los vicios de los humanos, y es fuerza vivir con él precavido. Pero de qué modo debo precaverme? Mis deliquios ya me lo sugieren. Mi alma acostumbrada al delito pretende cometer otro por ver si puede encubrirlos todos. Valor, no desmayes quando mas te necesito, y mira que de tu arrojo penden mi vida y destino. Vase. Interior de tienda. Salen Casimira y Alexa por opuestos lados. Casim. Alexa, amiga, entregaste el papel que mi cariño ha escrito á Alexandro? Habla, dame por Dios este alivio. Alexa, Sí señora. Casim. Y de qué medio te valiste? Alexa. Me he valido de una Aldeana conocida, que vive en el caserio cercano al bosque; la qual estos dias, con motivo de haber provisto de frutas los dos campos, ha tenido entrada en el de Daun; y segun su zelo activo y el interes que le di, cumplirá con lo ofrecido. Casim. Sepa para su gobierno la calumnia que el indigno Warcots le levanta. O Dios! que consintais que un implo contra la inocencia aseste

de esta manera sus tiros!

de perversidad, concibo

Estando la tierra llena

que en vez de aplandir los padres el nacimiento de un hijo debian llorarle, puesto que por su causa ha nacido á padecer las miserias de una vida, en la que el frio, el calor, la desnudez es el menor mal. Si aviso pudiera dar á mi casa de nuestra sucrte::- Pues me hizo el General el obsequio de destinar en servicio mio esta tienda, en la que hallo los alivios permitidos, trae recado de escribir;

Saca mesa y silla. y entre tanto que yo escribo, una vez que por el campo tienes para andar permiso, ve á ver si volvió la Aldeana que el papel llevó al bien mio. Alexa. Tan solo tu amor me haria exponer á estos peligros. Vase. Casim. Ay de mí! Tanta es mi pena, tanto mi dolor, que el brio necesario á sostener la pluma tengo perdido. Qué languidez tan intensa entorpece mis sentidos! Mas no es extraño, teniendo á un hermano y á un marido, que lo fuera, si á mi amor fuese el hado mas propicio, cercado de quantos males la desgracia ha producido: pero sin embargo de esto á escribir me determino.

Hace que escribe.

Sale Warc Sola está. Puesto que á nadie he visto en todo el recinto de la tienda, á executar voy de mi ardid los designios. A Dios, Casimira. Casim. Quién sois? á qué venis? Qué miro? Qué quereis, vil impostor? con qué fin habeis venido?

Warc. Con el fin de recordarte de un hermano los peligros. Es posible que tu pecho

D 2

28 Federico Segundo en el Campo de Torgau. ha de tener en olvido unos vinculos tan grandes? Por qué no buscas arbitrios de sacarle de los riesgos en que se halla? Casim. Quién ha dicho::-Warc. Excusa toda disculpa, y pensemos en su alivio. Casim. Qué interes teneis en ello? Ware. Es íntimo amigo mio, y basta. Casim. Qué debo hacer? Warc. Poner al Rey por escrito que Zietner por preservarse de la muerte fué ministro de la traicion de su campo, y que::- Casim. Calla, calla, indigno mostruo, discurres que tengo un corazon tan iniquo, que sea capaz de hacer crimen tan horrendo? Impio, sabes que es mi amante Zietner? y que quando ese motivo no interviniera, abomina mi corazon el delito? Warc. Con que el honor de un amante es preferible al suplicio de un hermano? Casim. Yo prefiero la verdad á los mentidos efectos de la impostura: tus consejos abomino. Warc. Iú no quieres à tu hermano. Casim. Le quiero como es debido; pero no debo salvarle por medios viles é indignos. Warc. Si es por no culpar á Zietner, sabe que ya le has perdido para siempre, y que no es dable que vuelva á verse contigo. Casim. Aunque no le vuelva á ver, su reputacion estimo. Ware. Esa generosidad por quién es? por un iniquo. Casim. Por qué es iniquo? Ware. Por qué? Apelemos á este arbitrio. ap. Joven incauta, tú ignoras los malvados artificios que usa Zietner quando encuentra algun corazon sencillo

como el tuyo; los engaña, los pervierte: el fementido, que poco era acreedor á un amor tan exquisito. Casimira, vuelve en ti, y de tu hermano y mi amigo mira la suerte; antepone los fraternales cariños á los de un amante ingrato, que con halagos fingidos, los recatos mas sagrados alucina, y desmedido supone por recibidas inezas que inventó él mismo. De hermosura en hermosura anda siempre entretenido, de suerte que hasta ahora nadie le ha visto con una fixo. No hay Provincia, no hay Ciudad. no hay Lugar ni caserio donde ha estado en que no haya á una muger seducido, y en su tienda ayer se supo, que tenia una consigo. Casim. Qué decis? Warc. Que todo el campo sabe que es un libertino. Casim. Ah vil! ah ingrato! ah perverso! Warc. Ya conseguí mis designios. ap. Casim. Así compensas mi fe! así pagas mi cariño! Cómo de él me vengaría? cómo? Ya lo he discurrido, escribiendo al Rey. Se sienta á escribir. Warc. Albricias, que me salió el artificio conforme pensé. Qué expuesto está de un mortal el juicio á ser engañado por los zelos, cuyo delirio la razon mas acordada hace salir de su quicio!

Voy á rasgarle. Warc. Es en vano, Quitale el papel. porque ya está en mi dominio. Vase. Casim. Espera, espera. Parece

Casim. Ya escribí: toma. Qué es esto,

que en darle el papel vacilo?

que

que en alas del viento mismo corre. Esto manifiesta que me engañó el fementido; sí, me engañó; porque Zietner me ha sido constante y fino en todo tiempo, y no creo que un proceder tan indigno pueda caber en un alma, que me dió tantos indicios de fidelidad. Ah zelos, perturbadores malignos de la razon, à qué arrojo habeis mi amor conducido! Ay triste! por complaceros, á mi bien en el abismo del oprobrio he sepultado; y mi misma mano ha sido el instrumento::- Mi mano no es posible que haya escrito una calumnia contra él. Es un sueño, es un delirio quien me lo finge. Mas ay! que no es sueño, ni es fingido, sino realidad. Vil mano, mano que yo me horrorizo de mirar, cómo tan vil, tan abominable has sido, que contra mí misma has hecho tal maldad? Pero qué digo? yo me quejo de la mano, y á mi voluntad no riño? Yo soy la culpada solo, debiera haber precavido, que ese monstruo tué el que à Zietner ha acumulado el delito de la traicion. Qué fin el perverso habrá tenido en engañarme? La vida de mi hermano? No concibo que ese pueda ser su fin; es otro que no distingo. Sea el que tuere, á su trama yo sabré cortar el hilo; porque con serena faz, con desembarazo y brio haré todas sus maldades presentes á Federico. Federico que conoce el hombre en el hombre mismo,

y que por las consequencias sabe sacar los principios, distinguirá la verdad á pesar del laberinto de ficciones con que intenta ocultarla ese maligno: volverá el honor á Zietner. sacará de su conflicto á mi hermano, y á ese monstruo dará el mas atroz castigo. Y quando por este medio no se logren mis designios, hay un Cielo vengador, á quien con ardor activo pediré incesantemente justicia, y el Cielo mismo me la hará, que para ello tiene rayos prevenidos en la esfera, tiene centros en los lóbregos abismos. Vil mortal, que estar debias de todo el mundo proscrito, teme las iras del Rey, teme el enojo divino, teme mi furor insano, y al fin teme tu delito, que contra ti se declaran, que contra ti se han unido, para aniquilar tu vida, para confundir tus vicios, y hacerte conocer que eres el borron de los nacidos. Sale Alexa. Adonde, señora, vas de esa manera? Te han dicho que nos vamos? Casim. Qué me dices? Alexa. Que ha rato que ya se han ido parte de las tropas. Casim. Dónde, donde nos llevan, Dios mio? Sale Vulsen con Soldados. Vuls. Entrad y quitad la tienda. Señora, venid conmigo. Casim. Dónde vamos? Vuls. Donde el Rey ordena. Muda de sitio, y manda que le sigais. Casim. Habrá mas duro martirio! Vuls No os detengais, que la nocho va viniendo, y es preciso

Federico Segundo en el Campo de Torgau. marchar. Casim. Vainos, vainos. Alex. En darme para ir á hablar á mi Monarca permiso. Ay Zietner! que te he perdido. Vanse. Daun. Qué decis? No reparais, Acampamento grande de Daun iluminado, con los trofeos de guerra delante que si hablais á Federico, de la tienda en señal de la victoria: os exponeis á sufrir noche: salen Daun y el Mayor Vallis la sentencia que en castigo con el coro festivo, que cantarán las de vuestra falta os impuso? Vivanderas y los Soldados que estarán Alex. Ya sé que á morir camino, bebiendo, cantando y baylando no lo ignoro; pero es tal por la escena. el estado en que me miro, Coro. Celebremos tanta gloria, que por vindicar mi honor, y en honor de la victoria morir, senor, determino. Daun. Qué os sucede? del Austriaco esplendor: Bebamos, cantemos, Alex. El mayor mal, comamos, brindemos, la mayor pena, el conflicto y alegres brinquemos mayor en fin que la muerte del triunfo en honor. es del que estoy oprimido. De traidor soy reputado Daun. El acampamento, Vallis, en mi exército. Un aviso con efecto está lucido. Vallis. Tan grande victoria es justo de ello he tenido. Mi dama en confianza me lo ha escrito. la celebre el regocijo. Daun. Qué os imputan? Daun. Este aplauso, Austriacos fuertes, Alex. Que a mi Rey sirva de estímulo al brio en la sorpresa he vendido. para adquirir nuevas glorias, nuevos aplausos y brillos Daun. El Cielo descubrirá sobre las armas Prusianas, vuestra inocencia. El arbitrio á quien hoy hemos vencido. que tomais por vindicarla Vallis. No hay Soldado que no esté os conducirá al suplicio. Salvad la vida: entraréis deseando tener motivo de Alemania en el servicio; para volver al combate, con el grado que teneis y de laureles ceniros. desde este instante os convido; Daun. Las avanzadas qué dicen y así lograréis salir del campo del enemigo? de riesgos y precipicios. Vallis. Solamente que subsiste en el bosque Federico Alex. A no ser que la propuesta resguardado. Daun. Su derrota de vos, señor, ha nacido, con el fin de que no muera, no le dexa mas arbitrio que el de retirarse. El campo os diria::- al fin os digo, que mas deseo morir le tenemos bien provisto de artillería. Siplitz en mi campo que serviros. inaccesible le hizo Daun. Despachado estais. naturaleza, con que Alex. Señor, vámonos al regocijo soy leal y bien nacido. dispuesto, pues que podemos Daun. No apruebo que os presenteis, sin rezelo divertirnos. ni ménos os lo permito. Sale Alex. Alli está Daun. Señor? Alex. No lo permitis? Mirad Daun. Qué es lo que quieres, amigo? que de vuestros pies mis brios Alex. Siplicaros una gracia. no se alzarán, sin que ántes Daun. Ved en qué puedo serviros. me concedais lo que pido.

Pa-

Para qué quereis á un hombre, que con el recuerdo impío de que es tenido por vil, por traidor y por iniquo, continuamente, qual furia con funestos alaridos interrumpirá el reposo vuestro: que despavorido y vagante correrá por todo el campo sin tino, qual delirante que busca lo mismo que trae consigo: que importunará con quejas, que alterará con gemidos á los hombres, á las fieras, al Cielo, y hasta al abismo, para que borren la mancha, que sobre su honra ha vertido la calumnia? Perdonad si acaso me precipito; ved que el honor, la lealtad, mi decoro y heroismo necesitan que desmienta al traidor que me ha ofendido. Cubierto de amargo llanto, imploro vuestro permiso para defender mi honor, no me quiteis este alivio. Bien sabeis que para un hombre de bien, que al Rey ha servido con lealtad, no hay en el mundo mayor mal, mayor martirio, que el de verse calumniado de traidor. De estos principios haceos cargo, y contemplad, que mi corazon altivo me inspira que en este caso debe preterir mi brio á una vida vergonzosa, sostenida del conflicto, una muerte que no manche el decoro con que biillo. Daun Si lodos los Oficiales que tiene el gran Federico son como vos, no es extraño, que à Daun haya vencido tantas veces. A mi tienda venid al punto conmigo, y creed que vuestra suerte

á lástima me ha movido. Vase. Alex. Muera yo, como no viva reputado por indigno. Vallis. El trueque de este Oficial mis ascensos ha impedido; pues si yo hubicra entregado al Imperio á Federico, no hubiera encontrado premios con que atender mis servicios. Pero el intento frustrado, y el Rey de ello prevenido, solo obtendré en recompensa el infame sobrescrito, que cubre de oprobrio eterno à los que les sué el destino contrario en los grandes hechos; que en todo tiempo se ha visto, que el que los logra, la fama á su nombre erige nichos, y el que llega á malograrlos del universo es proscrito. Amigos, pues al cansancio de la batalla es preciso que el descanso de Morfeo le dé el tributo debido, retiraos, que por hoy basta ya de regocijo... Pero en obsequio del triunfo, volved à cantar festivos. Coro. Celebremos tanta gloria &c. Se entran por las tiendas divididos; pero apenas han entrado salen por los lados de ellas y por el foro apresuradamente todos los Prusianos, entrando con sable en mano dentro de ellas; oyéndose dentro ruido, que figure tiros y sonido de armas. Fed. Valor, y recompensemos la pé:dida, amigos mios, que no siempre hemos de ser del Austríaco vencidos. Salen de las tiendas las Vivanderas y Austríacos huyendo, queriendo escaparse por el foro, en que el Rey con sus tropas los detiene, y al verse cortados se arrodillan. Cortemos la retirada, Quintus, á esos fugitivos. Quint. Detencos, inselices,

Federico Segundo en el Campo de Torgau. Arrastrando::- no, no es dable. y á Federico rendidos. (tamos Que así me falten los brios? Dent. Daun Tomad las armas, que es-Sale Federico. rodeados de enemigos. Fed. Quintus, de esos prisioneros hazte cargo. Ven conmigo, Fed La contusion que en el pecho recibi::- Pero qué miro? Allí un infelice yace; Anhalt. Valor, Prusianos, pero aun juzgo que está vivo. no desmayen vuestros brios, que ha de ser esta victoria Veré si puedo aliviarle: estuérzate, amigo mio. memorable entre los siglos. No eres Daun? Daun. Vos el Rey? Al entrar suena un tiro, que figurará La espada, señor, os rindo. el Rey recibir en el pecho; pero que lo quiere disimular. Fed. Guardadla, y seguid mis pasos. Daun. Estoy, gran señor, herido Anh. Qué es esto, señor, qué es esto? Fed. Discurrí que estaba herido: ap. en una pierna, y::- Fed. Daun, tambien lo estoy yo, y me animo. y con efecto lo estoy, Vamos, que pues yo me esfuerzo, y no sé si es de peligro. esforzaos, que del peligro Anh. Advertid, senor::va Federico á sacaros. Fed. Seguidme, y cuidado con que vivo Daun. Qué decis? ó muerto al iniquo Zietner Fed. Que determino libertaros de que el Rey me entregueis. Animo, amigos. os prenda: venid conmigo. Warc. Si le encuentran no podré Daun. Qué nobleza! evitar mi precipicio. Se entran el Rey con Warcots y Sol-Hed. Vamos, vamos, dados, y dentro suena estrépito que alií un caballo diviso en que os salvaré. de armas. Quint. Con qué valor, con qué esfuerzo Daun. No entiendo, gran señor, vuestros designios. este glorioso caudillo Fed. Quiero daros libertad, lleva su tropa al combate; por tener un rival digno y su tropa con qué brio de mi gloria. Daun. Por la gracia se dirige á él. Del campo que de vos, señor, recibo de Torgau los regocijos os prevengo, que vivais pronto en trágicos lamentos con los vuestros precavido, ha cambiado Federico. pues no falta quien intente Esta jornada el contrario vuestro eterno precipicio. la contará enternecido. Fed. Ya lo sé. Pero salvaos Venid, infelices; mas de la noche protegido. Vanse. nadie lo es con Federico. Salen Ziethen, Vulsen, Warcots y Vanse Quintus y los Prisioneros, y sale Quintus con Soldados. Daun herido sosteniendose con la Ziet. El campo quedó por nuestro, espada; pero al fin cae. y deshecho el enemigo. Daun. Deshecho el campo::- Mis tropas Vuls. Pero nos costará caro dispersas::- Yo mal herido::si á Federico perdimos. voy buscando::- Mas por donde Quint. Cómo pues? me sorprehendió el enemigo: Vuls. Como refieren, Qué ha sido esto? Pero voy que se encuentra mal herido. à animar les fugitives, Quint. Mal herido el Rey? Ay Dios! y a recobrar::- Mas en vano

to intento. Yo estoy perdido.

Cómo no muero al oirlo!

Vamos á buscarle, vamos, corramos á darle alivio.
Sale Federico. Adónde vais?

Quint. Gran señor,

es la herida de peligro?

Fed. No, Quintus; mas me incomoda un poco. Con que vencimos? Warc. Sí señor, y escarmentado

el enemigo ha salido.

Fed. Y le habeis vuelto á quitar los prisioneros que me hizo esta mañana? Ziet. Ya ocupan sus respectivos destinos.

Fed. Y Zietner?

Zieth. Ese no estaba.

Fed. Se habrá escapado el iniquo; pero yo le he de buscar, aunque le oculte el abismo. Su misma Dama, Warcots, y otra razon que no digo, comprueban que fué el traidor, que me vendió al enemigo.

Zieth. Tranquilizaos, señor, y venid al domicilio de Daun á descansar y á curaros. Fed Sabes, Quintus,

qué hombres perdió el Austríaco? Quint. Señor, tengo comprehendido catorce mil, sin contar

los prisioneros ni heridos.

Fed. Quándo acabarán mis males! Vase. Vuls. El Rey parece ha sentido la pérdida.

Quint. No es extraño

en un genio compasivo. Vanse. Sale Alexandro Zietner.

Alex. Para presentarme (ay Dios!)
quánto me hubiera servido
la carta que me iba á dar
Daun para Federico!
Pero el tener que acudir
quando se vió sorprehendido
á sus Tropas impidió
que me franquease este auxílio.
Sale Anhalt con Soldados, y observa

á Ziethner.

Pero sin embargo de esto presentarme determino al Rey á justificarme del exècrable delito
que se me imputa, y así::Anh. Traidor Ziethner?
Alex. Qué habeis dicho?
Mas qué haceis?
Anh. Aseguraros,

y al Monarca conduciros.

Alex. Soy inocente, y espero que ha de escuchar propicio. Vanse. Tienda de Daun con mesa á un lado con escribanía, y una carta escrita: salen Federico, Ziethen, Vulsen, War-

cots y Quintus.

Quint. Que no querais, gran señor, ver si es de mucho peligro la herida. Fed. Lo mirarémos.

Ziet. La bala se os ha caido. Fed. Déxala estar en el suelo, que para lo que ha servido bien está. Quint. Una contusion bastante cruel os hizo.

Fed. Quién diréis que en la sorpresa de este dia con mas brio se ha portado? Zieth. Vos.

Fed. Pues no

he sido yo. Vuls. Quién ha sido pues? Fed. Un pífano, el qual desde que se dió al choque principio hasta que acabó ha estado sin cesar tocando el pito.

Sale Anhalt con los Soldados que traere preso á Zietner.

Anh. Señor, aquí os traigo preso á Zietner.

Warc. Ya estoy perdido. Fed. Qué es lo que dices? Anh. Miradle.

Fed. Hombre vil, pérfido, indigno del uniforme que llevas, cómo valor has tenido para vender á tu Rey?

Alex. Reparad (duro conflicto!)
que á un inocente culpais.

Fed. Inocente! Qué testigos
presentarás en tu abono?
Yo sí que puedo aquí mismo
presentarte dos. Warcots,
confunde á ese monstruo impío
con su maldad: dile pues

L

Federico Segundo en el Campo de Torgau. lo que en el campo enemigo has oido de él. Alex. Warcots, no en decirlo estés remiso; pero qué ha de decir, quando él es el autor maligno de la traicion? Warc. No veis hasta qué extremo el iniquo quiere llevar su calumnia? Yo traidor, yo? Fed. Y lo que ha escrito tu Dama tendrás, infame, valor para desmentirlo? Alex. Pues qué ha escrito? Fed. Este papel, en que afirma tus delitos. Léele. Lee Alex. Señor: sabed que Zietner os ha vendido, y que ::- Proseguir no puedo, Rep. qué maldad! Mas qué me admiro siendo muger! Ah alevosa! Fed. Qué dices à este testigo? Alex. Que soy inocente. Fed. Calla. Alex. Ved que tengo que deciros las razones::- Fed. Es en vano; comprobado está el delito, y sufrirás de mi saña el mas sangriento castigo. Le vuelve el Rey la espalda, y se retira al foro con los Generales. Alex. En tan fiera suerte (ay Dios!) no me intimida el suplicio, sino el nombre de traidor con que se vé confundido. Salen Casimira y Alexa. Casim. Aquí está el Rey: mas qué veo! Zietner aquí! qué martirio! si habrá ya::- Deteneos. Alex. La impostora es la que miro. Llevadme. Casim. Esperad. Alex. Llevadme por huir de un cocodrilo.

Casim. Señor, señor?

Fed. Quién me llama?

Casim. Quien un arcano escondido

viene á revelaros; pero

haced que se quede á oirlo

Zietner, si de tantas dudas

quereis salir ahora mismo.

Fed. Dexa aquí à Zietner, Anhalt. Warc. Entre mi temor vacilo. Alex. Qué querrá exponer la fiera? Casim. Os han dado un papel mio? Fed. Si, Warcots. Casim. Pues advertid, que es falso su contenido. Fed. No le escribiste tú? Casim. Es cierto. Fed. Quién te obligo? Casim. Este iniquo. Fed. Cómo? Casim. Sabiendo que quiero, y que soy muger: decirlo á quien conoce las causas que produce un fiel cariño es por demas. Vos sabeis à quan grandes precipicios han arrastrado los zelos. Con ellos me ha seducido ese pérfido. Fed. Es verdad? Warc. No conoceis su artificio? Fed. Qué haria para salir de tan fiero laberinto? Dime tú, con qué razones haces reo del delito á Warcots? Alex. Del de la falta que cometí, Rey invicto, no hago reo á nadie; estoy pronto su castigo á sufrir. El que Warcots digo yo que ha cometido es el de la traicion: delante de ti lo afirmo. Bien sabes, que me pediste que te guardara sigilo, y lo que te respondí. Señor, vos fuisteis vendido por un infame interes al Imperio; pero quiso el Cielo, que está guardando vuestra persona propicio, que por llevaros á vos arrebatase conmigo el contrario. Fuí á su campo con respeto conducido, al tiempo que sué ese infame por el premio; pero hizo su suerte, que al ver Daun

el engaño, de aquel sitio le mandó salir. Despues supe que de este delito se me hacia reo: trato de venir á descubrirlo; hablo á Daun, que me ofrece en todo su patrocinio; y quando para este fin una carta habia escrito, le sorprehendeis; y á pesar de faltarme un requisito como este, resuelvo echarme à vuestros pies. Corro activo á buscaros, quando Anhalt me prende, y soy conducido delante de vos. Señor, mirad que quanto os he dicho es la verdad, y que todo lo comprobaréis vos mismo. Y si no obstante todo esto insistis en que yo he sido el delinquente, à morir iré, gran señor, con brio, como no lleve en la muerte de traidor el sobrescrito.

Fed. Si es cierto quanto refiere, Warcots merece un suplicio. Y bien, Warcots, qué respondes á estos cargos?

Warc. Solo os digo

que á vos os consta que todos son por ese vil fingidos

para disculparse.

Fed. Para Se sienta junto á la mesa. decidir esto es preciso meditar. Daun contesta en que tengo un enemigo conmigo, y yo me persuado, que Daun no habrá mentido. Lo que dice Zietner dexa á Warcots por un maligno, y lo que esa Dama añade aumenta mas los indicios. Su semblante desconfiado::el estar despavorido::su turbacion::- Sin embargo, meditarlo determino. Pero qué veo! Viendo un papel. duint. En la mesa

de Daun el Rey ha visto un papel que le sorprehende. Zieth Lo que podrá ser no atino. Fed. Id á buscar á Rotuski. Casim. Con qué fin será, Dios mio! Fid. Un aeaso me da luz para proceder con tino. Voy á extender la sentencia contra el vil que me ha ofendido. Alex. Ay de mí triste!

Casim. Si muere

mi bien, morir solicito á su lado, porque vea la lealtad de mi cariño.

Warc. Con mi astucia al fin logré ap. dorar todos mis delitos.

Fed. Warcots, lee la sentencia que contra el reo he prescrito.

Lee Warc. En atencion á la culpa de vender à Federico y á su campo, y las maldades que ademas ha cometido, he venido en resolver, que muera quemado vivo el vil Warcots. Gran señor, Rep. piedad. Fed. Quitad de este sitio á ese monstruo.

Warc. Dadme al ménos un suplicio mas benigno.

Fed. Llevadle, que aun de morir entre un verdugo no es digno.

Warc. Ahora conozco, que el Cielo no consiente à los impios. Llévanle.

Sale Anhalt con Rotuski.

Anh. Aquí está Rotuski. Fed. Llega, y á tu hermano abraza fino.

Rot. A mi hermano?

Fed. Si, a tu hermano.

Rot. Y quién es? Fed. Zietner.

Alex. Qué he oido!

Fed. Ya estás libre de la falta, otra vez eres mi amigo, y ademas, de Casimira

la mano te doy yo mismo. Alex. Sorprehendido con el gozo::-Fed. Si no la caso con Quintus. Casim. De tantas honras y gracias no nos contemplamos dignos.

Alex. Fiel amiga, de mi gozo

Federico Segundo en el Campo de Torgau.

recibe este grato indicio.

Alexa. Quánto celebro miraros

colmada de regocijo.

Fed. Esta carta de Daun lee, para que el motivo sepais de mi desengaño.

Quint. Dice de esta suerte: oidlo:
Lee. Señor, habiendo sabido Alexandro Zietner, que se le ha declarado
por autor de la sorpresa de esta
mañana, me ha pedido (sin embargo de que estaba quando fué hecho prisionero sentenciado por vos
á muerte por una falta, y que está expuesto ahora á padecerla) que
le permita presentarse á V. M. á
fin de vindicar su estimacion en favor de la verdad: no puedo mé-

nos de decir á V. M. que en esta parte se halla inocente este Oficial, al que recomiendo á vuestra piedad. = El General Daun.

Alex. Esa carta me ofreció dar para vos.

Fed. Vamos, Quintus,
que la contusion me tiene
un poco inquieto.
Quint. Ya os sigo.

Fed. A Dios.

Todos. De mil bendiciones os colme el Cielo divino.

Casim. Y pues queda demostrado, que el Cielo no ampara el vicio, sí la virtud.

Todos. Nadie dexe de la virtud el camino.

# FIN.

Con Licencia: en Valencia: En la Imprenta de los Hermanos de Orga, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos.

Año 1795.